# ARAGON RESTAURADO

# POR EL VALOR DE SUS HIJOS.

### COMEDIA NUEVA EN TRES ACTOS,

REPRESENTADA POR LA COMPAÑIA DE EUSEBIO RIBERA

EL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE 1790.

#### POR DON GASPAR ZAVALA Y ZAMORA.

## ACTORES.

| Garci Ximenez, Caudillo de los Aragoneses, tio de        | *        | Manuel de la Torre.                      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| Recesvinda, enamorada de                                 | <b>*</b> | La Sra, Juana Garcia,                    |
| Bastan Garcia, amigo de                                  | <b>*</b> | Manuel Garcia Parra,                     |
| Otho, Aragones                                           | . *      | Juan Codina.                             |
| Felicio.                                                 |          | Josef Vallés.                            |
| Tellez Aiznar. (D. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | <b>*</b> | Tadeo Palomino.                          |
| Tellez Aiznar. Velez de Guivara. Ricoshombres de Aragon. | *        | Francisco Garcia.                        |
| Subica.                                                  | *        | Josef Garcia Ugalde.                     |
| D. Aznar, Caudillo de los Aragoneses                     | *        | Joaquin de Luna.                         |
| Abdemelich, Capitan Moro, hermano de                     | *        | Rafael Ramos.                            |
| Zulema, pretendida por                                   | *        | La Sra. Josefa Luna.                     |
| Ajub, amigo de                                           | *        | Felix de Cubas,                          |
| Muza, enemigo de Abdemelich                              | ·        | Josef Galan.                             |
| Zoraide, Moro                                            | *        | Sebastian Brifiole.                      |
| Didimo , Zagal Aragones                                  | ×        | Mariano Querol.                          |
| Oña , Zagala                                             | ×        | La Sra. Polonia Rochel.                  |
| Una Zagala                                               | ·        | La Sra. Joaquina Arteaga.                |
| Un Esclavo Christiano                                    |          |                                          |
| Esclavos, Moros, Aragoneses, y Zagalas.                  | ¥        | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
|                                                          | 250      | 是27年1月1日的日本代表的一种企业的一种企业的一种企业。            |

La Scena en el monte de Uruel y sus cercanias.

### ACTO PRIMERO.

La scena representa el interior de una cueva, cuya obscuridad alumbrarán solo dos teas encendidas. Se dexarán ver en la estancia Felicio en pie á la izquierda como suspenso, reclinada la cabeza sobre su váculo; Recesvinda á su lado llorando. Al frente sentado Otho consternado de dolor, clavando los ojos en el Cielo, y á la derecha Guivara, Tellez, Subica y Aragoneses, sin orden, manifestando su afliccion con varios ademanes.

Fel. D'Uen Dios, pues nos has quitado á lo menos. el bien que en nuestros conflic- Otho. Fiel amigo. tuvimos, dadnos paciencia (tus

1-27

estas lágrimas te digan

mi dolor.

Rec. Tan afliaido tengo el corazon, que apenas sin gran trabajo respiro. Todos. Piedad, Señor. Por la derecha Garci-Ximenez con bá-

culo.

Garc. De pesar traigo el corazon partido. ¿Qué es esto, amigos, pues cómo hallo en todos este indicio de debilidad ? ¿vosotros que habeis tanto tiempo sido superiores á las mismas desgracias, vosotros digo que christianos y animosos por la fe de Jesu Christo habeis resistido males tan crueles y prolijos, hoy á un infortunio solo la constancia habeis perdido? No, amigos, ya el justo Juan salió de los infinitos trabajos de aqueste suelo, y está disfrutando el digno premio de su gran virtud sin duda en el paraiso celestial. Alli tendrán en el desde hoy los conflictos de todos un medianero perpetuo, y así imagino que debiéramos cambiar el pesar en regocijo.

Tell. ¡Ay Garci Ximenez! ¿sabes que era el postrimero asilo. que nos quedaba? ¿te olvidas acaso que retraido à este desierto, acogió en sus senos escondidos, las miserables reliquias que dexó del christianismo el bárbaro Abdemelich? ¿dudas tú que perecido hubiéramos á sus manos si en los mayores peligros no nos hubiera alentado

su virtud? Garc. Si, Tellez mio, todo lo sé.

Fel. ¿Pues que extrañas. que todos reconocidos tributemos á su muerte este dolor ? ¿ya qué alivio nos resta? por todas partes el furor del enemigo asola, tala y destruye nuestras tierras, engreido con sus triunfos: solamente exércitos descubrimos de bárbaros, que insaciables los senos mas escondidos de España inquieren, en busca de los pocos fugitivos Christianos que en la derrota postrera quedaron vivos. Nosotros, Garci Ximenez, si hasta ahora no hemos sido descubiertos, como así lo tenian merecido nuestros pecados, no creas que fue acaso, si prodigio de Dios, que á ruegos de aqueste varon justo ha detenido el brazo de su justicia. Yo así al menos lo he creido. Con que sin él ¿qué esperanza tendremos?

Garc. ¡Ah fiel amigo! la de un fin glorioso.

Todos. 3Qual?

Garc. Sentaos todos conmigo, y oid, pues ya que el amor que á Juan teniais ha sido causa para que vinierais todos, de los varios silos en que viviais ocultos, á celebrar con gemidos sus exequias, convocados por mí, por Otho y Felicio, sus amados compañeros, quiero á todos descubriros un pensamiento que ha dias que batallando conmigo está: Subica, vé, y mira si Bastan, que anoche ha ido á buscar algun sustento

ap.

para este dia, ha venido
ya: bien que para este caso
esperarle no es preciso, parte uno por
pues le he confiado ya (la derecha.
este glorio o designio,
y le ha aprobado.

Rec. ¡Con quanto sobresalto su peligro me tiene!

Sale Sub. Aun no vino. Garc. Bien.

Ve tú, pues, y con el mismo recato, que siempre observa los movimientos continuos de los Moros de la plaza, y no haga nuestro descuido mayor el riesgo en que estamos.

Sub. Bien está. vas.
Otho. Ya, amado amigo,
estamos todos pendientes

de tu voz. Garc. Oid: Dios mio, tuya es la gloria, haz que hieran mis palabras sus oidos! Ya sabeis, Aragoneses, guerreros y esclarecidos, que desde el misero dia en que el ciego Rey Rodrigo vendió á los Moros á precio de un reprehensible descuido nuestra España, deshechos y perseguidos los Christianos que pudieron escaparse del cuchillo ó la esclavitud, tomaron algun seguro esparcidos en los senos de los montes: sabeis tambien, hijos mios, que de las cuevas mas hondas, de los mas secretos silos supieron sacarlos. ¡Ah! nosotros somos testigos de esta verdad, pues apenas aterrados, fugitivos en estos ásperos montes de Uruel nos retragimos contra el furor Agareno, creyendonos escondidos

é ignorados (¡qué dolor me costará el referirlo!) fuimos todos asaltados en aqueste propio sitio por Abdemelich. ¡Qué noche tan infausta aquella, hijos! Vierais entrar denodado á aquel bárbaro caudillo con el alfange desnudo gritando: no compasivos deis quartel, todos perezcan. Aterrados, sorprendidos nosotros, que al blando sueño estábamos ya rendidos, desamparando los lechos corriamos indecisos por la cueva, sin que en medio de la confusion gemidos y lamentos se escuchara mas eco en todo este sitio, que el que el dolor producia, pidiendo al fiero caudillo piedad: pero él mas safiudo con nuestros tristes gemidos su corvo alfange embotaba mejor en los mas rendidos, y los que huyen su furor tropiezan con el cuchillo de los suyos, que implacables bárbaros, y endurecidoss, todo quanto encuentran hacen triste objeto de sus filos. Aquí un alarbe arrebata de los dulces pechos mismos de su madre al niño tierno, que en ellos mira dormido, y descargando el alfange que enarboló vengativo sobre el inocente cuello, mancha el rostro dolorido de la madre con su sangre. Allí en los brazos del hijo traspasa otro el noble pecho del padre que á un parasismo cayó rendido: aquí espira un tierno esposo afligido revolcado entre la sangre que poco ha verter ha visto

á su amada esposa: este al huir de su enemigo pisa el denegrido rostro quizás de su padre mismo, que espirando estaba: en fin, amigos, el mas impío, el mas espantoso, el mas funesto, y mas compasivo espectáculo de quantos la crueldad ha podido retratar jamas fue este. En el funesto distrito que estais mirando murieron, entre viejos, mozos, nifios

que estais mirando murieron, entre viejos, mozos, niños y mugeres, quatrocientas personas, que en los reñidos encuentros de las postreras campañas, con gran peligro se salvaron. Solamente nuestro querido Felicio y yo, que desesperados

y por medio del tropel de los bárbaros rompimos, huir logramos con vida, aunque gravemente heridos. Pasados algunos dias, á esta montaña se vino

morir matando elegimos,

el justo Juan, y erigiendo para los cultos divinos una Emita, dedicada á S. Juan Bautista, hizo de este lugar pavoroso su mas oportuno asilo.

Felicio y yo que con Otho
y Recesvinda escondidos
viviamos, por sus ruegos,
á este parage volvimos
todos los que en la aspereza

de estos cercanos distritos se ocultaban, convocados de la fama que á su oido

llevó la rara virtud, y sucesos peregrinos del justo Juan, amparados

de la noche, y por caminos desconocidos, vinieron

á este desierto. Esparcidos

en las infinitas cuevas que en él se hallan, han vivido hasta ahora obedeciendo todos lo que el sano juicio de Juan mandaba: de modo que morando en este sitio mas de quinientas personas, y hallándonos de continuo cercados del Moro, hasta hoy no pudieron descubrirnos. Ayer, pues, que mas que nunca lamentaba en mi retiro la funesta situacion en que vive un resto digno de la Christiandad, el Cielo ( pues claro es que para mio tenia mucho de bueno ) me inspiró el noble designio de restaurar nuestra patria, ó morir por conseguirlo. Nosotros, decia yo, porque así el Cielo lo quiso. del Agareno furor librar las vidas pudimos: nuestros padres derramaron su noble sangre, como hijos de la Iglesia, confesando la gran fe de Jesu Christo. Nuestros amigos y deudos están sufriendo el martirio de la esclavitud : las casas nuestras, al furor impio del fuego están asoladas: nuestras haciendas las vimos taladas, los sacros templos profanados con indigno oprobrio nuestro; y en fin nosotros en un continuo cautiverio para siempre sepultados aquí vivos, y en claro riesgo de ser cercados ó sorprendidos por los bárbaros. Y entonces, pregunto, ¿quántos conmigo se hallaren, no serán tristes víctimas de su cuchillo,

como oisteis que lo fueron

tantos en aqueste sitio?

Volved, volved vuestros ojos, vereis esos duros riscos salpicados de la sangre de vuestres padres, amigos, deudos::: Aun está caliente, tocadla, tocadla amigos, mas sea para vengarla: si manana acometidos hemos de morir, muramos acometiendo. Ya miro que somos pocos: ¿mas fueron tantos mas los atrevidos Chr s anos que de las cu vas de Asturias habeis oido que levantando el pendon de la fe de Jesu Christo, salieron ayer en busca de su orgulloso enemigo? No, pocos fueron, mas todos nobles, todos aguerridos, todos Christianos, y todos fiados en los auxílios celestiales. Quatrocientos de estos leones invictos mataron doce mil Moros, sin otros tantos que heridos y deshechos se escaparon llenos de pavor; pues hijos si vemos tan claramente que de tan grandes peligros nos ha reservado Dios para que seamos dignos restauradores de España y de su fe, no su aviso despreciemos. Si en Asturias hay un Pelayo aguerrido y Christiano, que animando sus deudos y sus amigos, solo à impulsos de su fe lidie y venza el anemigo de Dios, no en Aragon, centro glorioso del Christianismo, falte otro noble Pelayo, que animando el nuestro brio de las miseras reliquias de aquel Reyno esclarecido, y saliendo á la campaña en nombre del Uno y Trino,

tale, asole, arruine, gane, hiera, mate, y venza altivo, para que en elogio nuestro digan los futuros siglos, que si lloró España un tiempo de la esclavitud los grillos, los fuertes Aragoneses rompérseles han sabido, nobles, valientes, leales. católicos y aguerridos. Durante la proposicion de Garci Ximenez habrán manifestado los Aragoneses alguna conmocion, y al llegar á esta exhortacion prorumpirán en llanto. Fel. Oh quanto Garci Ximenez me llena de regocijo el ver que muestres en todo la Real Sangre que en tí miro de nuestros Godos. Ya ha dias que ese pensamiento mismo tuve yo, pero al mirar quan pocos hoy á seguirlo se dispondrán, á vista de tan soberbio enemigo, no me atreví á proponerlo. Otho. Hiciste muy mal, Felicio, que si el brazo poderoso de Dios por el christianismo pelea, seremos muchos, y pocos los enemigos. Garc. ¿Qué decis, Aragoneses? Tell. ¿Pues no habeis ya conocido en sus rostros la alegria que vuestro heroyco designio ha derramado en sus almas? ¿dudabais que sus altivos corazones abrazaran ese glorioso partido de morir heroycamente por la fe que tantos siglos profesaron? No señor, todos nobles y aguerridos esperan con impaciencia el instante apetecido de salir á la campaña á restaurar con su brio la pérdida de la patria. Y así yo en su nombre os pido

que sin esperar un dia

de estos horrorosos silos

aquellos fuertes leones,

que tantas veces temidos

busquemos al enemigo

en su casa. Salgan ya

fueron de los Agarenos. Salgan: sus fieros rugidos resuenen por esos valles dilatados y sombrios, y animados de su fe, de su nobleza y su brio venzan, pisen, despedacen crueles y vengativos las soberbias medias lunas que les solares antiguos nuestros oprimen: de nuevo vea el bárbaro enemigo sobre si aquel rayo fuerte de los católicos brios. Rompan de una vez los duros y calamitosos grillos de la esclavitud, haciendo que renazca el christianismo de sus cenizas, y vean los Agarenos caudillos que si han mandado hasta ahora sobre nosotros no ha sido por su valor, si porque castigar el Cielo quiso nuestros pecados con un cautiverio tan prolixo. Rec. Pero si vosotros, faltos de fe, de honor y de brio, no os atreveis á seguir este glorioso designio, quedaos en estas cuevas para siempre envilecidos, que yo, con quantas matronas Aragonesas los silos de Panou viven, saldré á buscar al enemigo presurosa, levantando el pendon de Jesu-Christo, v fiadas en los fuertes y celestiales auxilios de Dios, y su pura Madre, seremos del enemigo

pasmo, horror, asombro, ruina, asolacion y exterminio. Garc. Recesvinda, espera. Fel. ¿Qué determinais, amigos? Todos. Morir por Dios y la patria, buscando á sus enemigos. Garc. De que júbilo me llena vuestro christiano heroismo, hijos! Pero ya que estais tan resueltos como he visto, lo primero que debemos hacer, siguiendo el estilo de los fuertes Asturianos, es, entre nosotros mismos elegir un Rey á quien obedezcamos rendidos, este nos mande y gobierne, dando glorioso principio á la Real Sangre que debe en todos tiempos regirnos, si, como de Dios espero, recuperamos con brio nuestras tierras. Fel. Yo tambien soy de ese dictamen mismo. Todos. Y todos. Garc. Pues al momento que venga nuestro querido Bastan Garcia se hará la eleccion en este sitio. Sale Sub. Señor. Garc. Subica ¿que traes tan azorado? Rec. Dios mio iqué será! Sub. Desde la punta de aquese elevado risco de la Ermita, que nos sirve de atalaya, perseguido de una quadrilla de Moros á Bastan Garcia he visto correr hácia aquí. Rec. ¡Ay de mí! ¿Pues á qué esperamos tio, que à socorrerle no vamos? Garc. Es verdad: ya es fuerza hijos que si los Moros le siguen descubran hoy nuestro asilo,

y así tome cada qual la defensa que consigo tuviere, y sigame. Todos. Vamos.

Rec. Amor, vence su peligro. vanse.

Monte elevado con diversas quiebras: en su cima una gruta sobre la izquierda, cuya boca cubrirá un gran peñasco, que amarrado de dos gruesas cadenas, baxándole servirá de puente á un rio que corre despeñado desde lo mas elevado de la derecha, hasta lo interior de la izquierda. Los bastidores de uno y otro lado serán de selva. Sale por la derecha Bastan Garcia con un carnero al hombro, clavadas en el vestido y la piel del carnero algunas flechas, y va subiendo al monte.

Bart. Ya es imposible librarme de esa canalla, pues miro alzado el puente, y no hay quien socorra mi peligro.

Madre del Pilar, tu amparo busco.

Dentro Zor. Sigamosle, amigos, que puede importarnos mucho.

Sale Zoraide con arco y escudo y algunos Moros que suben por el monte.

En vano de aquesos riscos te amparas, pues ya no puedes librarte.

Bast. Así lo imagino, pero primero que logres, Moro, llevarme contigo, sabré yo desesperado precipitarme en el rio si puedo.

Baxan el puente, y salen de la cueva Garci Ximenez, Felicio, Otho, Recesvinda y Aragoneses, con espadas, venablos, arcos y mazas.

Garc. Seguidme aprisa.

Zor. ¿Qué es lo que veo?

Bast. ¿Qué miro?

Garc. Pocos son, hijos, empiecen

á conocer nuestro brio.

Zoraide y los suyos, vuelven á baxar precipitalamente, seguilos de Garci Ximenez y los demas: Bastan Garcia dexa el carnero, y baxa con ellos.

Zor. Pues es imposible ya conseguir nuestro designio, y somos pocos, la fuga nos valga.

Garc. A ellos, amigos, por si alcanzarles podemos.

Los Moros huyen por la derecha seguidos de Garci Ximenez, Felicio, Otho y Aragoneses.

Bast. En vano intento seguirlos quando aun apenas me puedo tener en pie, ¿dueño mio, dónde vas tú? deteniendo á Rec.

Rec. ¿Tal preguntas?

A ver si puede mi brio
vengar en ellos el susto
que me han dado.

Bast. ¿Pues ha sido muy grande?

Rec. Mi corazon
lo diga, que aun ahora mismo
respira con sobresalto
al acordar tu peligro.
Pero dexame. queriendo partir.

Bast. Si haré,
mas dí ¿con qué has discurrido
hacer hoy mayor estrago,
en tus fieros enemigos?
¿con la espada ó con los ojos?

Bast a Por qué lo discu?

Rec. ¿Por qué lo dices?

Bast. Lo digo

porque si lidias con ellos

traerás muchos rendidos.

Rec. ¿Y qué con mi espada no?

Bast. Creo que no tiene filos.
Rec. Por Dios que en nada conozco,

Bas-

Bastan, lo que yo te estimo sino en ver que has despreciado mi valor, y lo he sufrido, que á no ser así:::

Bast. Detente,
y no te enojes conmigo
porque me ves sin defensa,
pues jamas los pechos dignos
y generosos emplean
sus iras en un rendido.

Rec. ¿Y qué lo eres tú?

Bast. A lo menos como á mi dueño te miro.

Rec. ¿Cómo he de ser yo tu dueño si mandas tú mi alvedrio?

Bast. ¿Puedo creerte? Rec. Aborrezco

la ficcion.

Bast. Así lo he visto, pero quisiera:::

Rec. ¿Qué quieres, Bastan Garcia, qué, dilo?

Bast. Que esa verdad confirmara tu mano, para mi alivio.

Rec. Si no es mas, tómala.

Bast. ¡Amor qué gloria!

Rec. ¡Qué regocijo!

Bast. Que vuelven.

Rec. ¿Y quándo piensas que tenga fin el martirio con que vivo?

Bast. Pronto.

Rec. Dios

lo quiera, Bastan querido, que aunque veo que me amas eres hombre, y:::

Bast. No hay peligro.

Vuelven á salir Garci Ximenez, Felicio, Otho y Aragoneses.

ap.

Garc. Oh quanto me ha disgustado lo que en Recesvinda he visto.

Cobardes son, pues tambien saben correr.

Otho. Ni aun el vivo furor con que á uno tiré mi venablo le ha podido alcanzar.

Garc. En fin logramos salvar el grave peligro de nuestro Bastan Garcia.

Bast. Es verdad, y yo rendido os doy á todos las gracias.

os doy à todos las gracias.

Garc. Mas dinos, ¿estás herido?

Bast. No Señor, ninguna flecha,

bien sea acaso ó prodigio

de la Celestial Paloma

del Pilar, cuyos auxílios

imploré, llegó á mi cuerpo,

y por prueba de lo dicho,

una por una podeis

Le van quitando las flechas.

Garc. Ni aun indicio

de sangre tiene. Bastan,

este es favor que has debido

al Cielo: :mas cómo dí

al Cielo: ¿mas, cómo, dí, pudieron los enemigos descubrirte?

Bast. Oid, Señor, a Manager San

arrancarlas.

el suceso como ha sido.

Tocábale, Señor, á mi ardimiento segun el turno que hemos observado, salir hoy á buscar nuestro sustento: é interrumpió mi sueño este cuidado: quiero vestirme; pero apenas siento el frio, vuelvo al lecho emperezado, ya dudo, ya me animo, y ya perplexo dexo la cama, y aun la cueva dexo.

Era la noche mas que siempre obscura, la niebla densa, y riguroso el frio, la luna opaca y muerta la luz pura, hacia el monte mucho mas sombrio, silva el fiero aquilon en su espesura, y entre las peñas brama airado el rio: uno las ramas troncha ó las abruma y otro azota los riscos con su espuma,

Nocturnas aves cantan á este lado, por este brama el toro enfurecido, ya cruza el monte el lobo encarnizado, ya de la sierpe escucho el silvido: todo era horror en uno y otro lado, todo en mí susto quando lo hube oido, irritado el cabello, el valor muerto,

ni acierto a entrarme, ni á moverme acierto. Veo mi riesgo, y con la fé mas viva, Cobréme en fin un poco, y qual si fuera un monte cada pie, desciendo al llano pisando sombras de la noche fria. Llego al camino, párome, y en vano vista y oido aplico, pues ni fuera ni dentro se oye algun rumor cercano: ármome de valor, me determino, al prado baxo, y dexo ya el camino.

No bien quarenta pasos habia andado, quando el tierno balído de un cordero Ilegó á mi oido: sigo por el prado el eco suyo; le oigo mas entero, y mas cerca de mí: pongo cuidado, y con la escasa luz que ya ligero 1ba trayendo el dia noté que era un rebaño que habia en la pradera.

Con gran recato infórmome si habia quien mi intento frustrara: á nadie veo, desenvayno un cuchillo que traia, voy á una res que está dormida creo, y por no despertarla si dormia, poder vivir sin respirar deseo. Llego, y antes que pueda ni aun sentillo pasó el lanudo cuello mi cuchillo.

Voy á coger el triunfo, quando á un lado oigo cruxir alguna seca rama: sobresáltome un poco, y con cuidado pongo el oido do el rezelo llama: oigo pisadas: vuélvome asustado, y por detras de una árida retama veo acercarse un Moro que con miedo pisaba, solo por pisar mas quedo.

Mirole absorto, y mirame ofendido: da un paso mas, y el brazo levantado descarga sobre mí; mas yo advertido, húrtole el cuerpo, y burlo el golpe osado, tírome á él tan veloz y enfurecido, que quando vió su intento malogrado, y quiso recobrarse, habia hecho vaina ya mi cuchillo de su pecho.

Cae á mis pies, y yo del triunfo vano eché al hombro la res, que aun palpitaba, cojo el cuchillo con la diestra mano, y á caminar con júbilo empezaba, quando al ladrido de un robusto alano, que junto á una cabaña descansaba, despiertan, salen, venme, y denodados corren tras mí seis Moros esforzados.

invoco de Maria el fuerte escudo, y sin dexar la presa que traia, no corro, vuelo, y tanto que yo dudo como la flecha que alcanzarme envia el arco moro aun alcanzarme pudo: en fin llegué hasta aquí, sí ellos llegaron. ni ellas me hirieron, ni ellos me alcanza-Subo el monte rendido, y levantado (ron.

veo el puente, con mucho desconsuelo, pienso tirarme al rio despechado, porque no logre el bárbaro su anhelo; sube al monte tras mí, quando apiadado en mi socorro os trae el santo Cielo; él huye, y yo respiro mas contento de ver que al fin os traigo algun sustento.

Garc. Sí, noble Bastan Garcia, todos hoy agradecidos quedamos á tu fineza, y compensarla imagino dándote una nueva que te llene de regocijo.

Bast. ¿Qual, Señor? Garc. Ven á la cueva, y oirás por el camino lo que los Cielos disponen en honra suya y alivio de nuestros males. Tú puedes á un Arag. quedarte, Zenon amigo, en esa atalaya, y darnos de quanto notes aviso.

Fel. Vamos, y pues este acaso hace mayor el peligro nuestro, ni un punto conviene retardar nuestro designio.

Suben al monte, un Aragones carga con el carnero, y entra en la cueva con todos levantando el puente: Zenon queda de la otra parte del rio. Telon corto de serva. y salen Ajub, Zorayde y Abdemelich.

Abd. ¿Dista ya mucho de aquí? Zar. No Senor.

Ajub. Segun me ha dicho viene á ser la cueva misma donde al pavoroso filo de nuestros corvos alfanges perecieron infinitos Christianos que en su espaciosa concabidad escondidos

vivian. Abd. ¿En ella habitan sin tener igual castigo, sabiendo que es el rencor que profeso al christianismo tanto como mi poder? Vive Alá que aun el orrlo no mas me irrita la sangre

que siento no haber traido tropas bastantes con que pasarles hoy á cuchillo. Pero guia, que como ellos no abracen luego el partido

de la esclavitud (que es el mas piadoso y benigno que mi valor puede darles) no ya á mis airados filos

morirán, que es demasiado honor para unos indignos Christianos: han de morir

abrasados en mi mismo seno que habitan. ¿Qué esperas?

guia, volcanes respiro.

Parten por la derecha. La misma gruta con que empezó la Comedia. Salen Garci Aimenez con un pedazo de piedra llana Fel. Está bien. en la mano : Bastan Garcia, Felicio, Otho, Garc. Didimo, llega;

Didimo y Aragoneses.

Garc. Ya, ilustres Aragoneses, veis el forzoso peligro en que estamos de que el Moro, sabiendo nuestro destino, nos sitie por hambre, ya que por lo fuerte del sitio no pueda al pronto asaltarnos. Antes, pues, que su designio logre es fuerza poner el nuestro por obra, hijos. Y pues animosos todos deseais con regocijo salir á morir con gloria, matando los enemigos de Dios, tan solo nos resta elegir, como diximos, Rey que nos mande, gobierne y anime: nadie es mas digno que otro de este honor, y asi los votos han de elegirlo; mas por obviar toda quexa

fuera bien que por escrito votáramos cada uno sin pasion por quien mas digno de mandar nos pareciere, y recogiendo Felicio los votos se verá quién con mas número ha salido, y aquel será por nosotros jurado y obedecido.

Otho y Fel. Yo tu dictamen apruebo.

Bast. y todos. Y todos.

á Felicio. Garc. Pues ven, amigo, y una vez que ni tintero, ni papel en estos silos tenemos, en esta piedraque para el caso he traido, escribiré yo mi voto con la punta del cuchillo,

haciendo á mi imitacion despues los demas lo mismo;

Llega Garci Ximenez, hace que escribe en la piedra, y poniendo sobre ella la mano de Felicio, dice:

pero de modo que nadie vea lo que el otro ha escrito.

vota tú, porque al proviso puedas por esa otra boca de la cueva con sigilo reconocer la intencion que tuviere el enemigo, pues desde ella se descubre

la Plaza.

Didimo escribe, y se levanta, y parte por la izquierda.

Sub. Nada replico. Garc. Llega tú, y ve á relevar á Zenon, porque es preciso

que vote tambien.

Escribe, y parte por la derecha: llega Bastan, despues Otho y los demas.

Bast. Buen Dios, ilumina nuestro juicio, para que nuestra eleccion sea justa; en ella miro que puede pender tal vez el logro de este designio glorioso. Tú nos da Rey,

vase.

si nosotros le elegimos. Sale por la derecha Zenon

Sale por la derecha Zenon, escribe, y vuelve á partir.

Bast. Quiera Dios que todos hoy sean del dictamen mio, y que la pasion no quiera dar el mérito al olvido.

Fel. Ya está. Garc. ¿Votaste tú?

Fel. Si.

Garc. ¿Y ofreceis todos rendidos á Dios jurar hoy por Rey aquel que nosotros mismos por tal hayamos votado, sin que por ningun motivo haya queja ni pesar?

Todos. Sí ofrecemos.

Garc. Pues Dios trino

Vuno bendiaz y pro

y uno bendiga y proteja la eleccion: lee, Felicio.

Felicio coge la piedra, un Aragonés le alumbra, y lee.

Lee Fel., Rey nuestro, Bastan Garcia. Bast. ¡Qué escucho!

Lee Fel. "Rey nuestro, Garci Ximenez.

"Voto por Garci Ximenez.

"Bastan Garcia.

Bast. Pendiente tengo de su voz mi regocijo.

Lee Fel. » Rey, Garci Ximenez.

"Garci Ximenez.
"Garci Ximenez.

"Voto por Garci Ximenez.

, Rey, Garci Ximenez.

"Voto por Garci Ximenez.

Bast. Mas que á Recesvinda pierda, por ser ya mi Rey su tio me alegro de la eleccion.

Fel. Ocho votos has tenido,

y Bastan dos.

Bast. Yo agradezco
esos dos; pero si digo
la verdad, siento que haya
entre los que están conmigo
dos, que, ó por envidia ciega,
por rencor ó por capricho,
pues ni envidia ni rencor
es creible en los que miro,

no conocieran que solo
Garci Ximenez es digno
de reynar sobre nosotros;
pues quando no hubieran visto
su valor y su prudencia,
les bastara haber sabido
que es el único que goza
la sangre Real de los invictos
Godos, que por tantos años
poseyeron el dominio
de España.

Garc. Bastan Garcia, yo tu buen afecto estimo.

Bast. Señor, estimeislo ó no, solo lo que siento digo, y lo que digo sostengo aquí y en qualquiera sitio.

Otho. Pues Rey tenemos, ilustres Aragoneses, conmigo decid, que Garci Ximenez viva.

Bast. Fel. y Arag. Viva muchos siglos. Por la derecha Recesvinda con una co-

rona de laurel.

Rec. Pues la aclamacion festiva
que escucho, y el regocijo
que en vuestros semblantes veo,
son evidentes indicios
de que ya elegisteis Rey,
sepa yo quién fue elegido,
para que leal y humilde
ofrezca á sus pies invictos
esta sencilla corona
de verde laurel y mirto,
que para ceñir sus sienes
en este instante han texido
mis mismas manos.

Bast. Llegad, y ofrecedla á vuestro tio, que él es nuestro Rey.

Rec.; Qué escucho! regocijada.
Vos, Señor::-

Garc. Sí, yo te estimo
el presente, y á vosotros
el honor que os es debido.
Los cielos quieran que puedan
responder los hechos mios
á las nobles esperanzas

que de mí habeis concebido.

Otho. Sí hará, y pues estrecha tanto como veis nuestro peligro, pasemos luego á jurarle del mejor modo que el sitio permita.

Garc. Sea en buen hora lo que decis, mas Felicio primero consultará con vosotros el estilo y pactos con que quereis que reyne, pues esos mismos que acordeis han de observar en adelante mis hijos ó sucesores. Hacedlo mientras que yo me retiro à dar las gracias á Dios porque elevarme ha querido á tal honor, y pedirle sus poderosos auxilios para ganar en su gloria Reyno, ya que Rey me hizo.

Por la der. Sub. Señor. Garc. ¿Qué traes? Sub. Un Moro

arrogante, á quien he visto que otros dos de menos porte acompañando han venido, haciendo señal de paz pregunta por el Caudillo de los Christianos.

Garc. Salgamos á ver qué quiere. Felicio, haz tú entretanto lo que te encargué.

Fel. Nada replico. Venid.

Orho. Alma, ya tiene otro imposible mi carifio.

Garc. Ven, Recesvinda. Bastan, vente tú tambien conmigo.

Rec. Ay Bastan, por tí agradezco la fortuna de mi tio.

Parten por la derecha Garci Ximenez, Bastan y Recesvinda, y por la izquierda Otho, Felicio y Aragoneses. Aparece el monte anterior, dexan caer el peñusco, y salen de la cueva Garci Ximenez, Bastan y un Aragonés con un venablo en la mano: al pie del monte se descubren Abdemelich, Zorayde y Ajub.

Abd. En efecto, Ajub, la misma cueva en que con regocijo de mi corazon pasamos dos años hace á cuchillo las miserables reliquias del soberbio christianismo es: joh quánto se deleyta mi alma al ver aquel sitio!

Ajub. Mas fortificado está,

Ajub. Mas fortificado está, á lo que de aquí percibo, que estaba entonces.

Abd. De nada (puente. se acobarda el valor mio. salen al Garc. ¿Quién es quien desea hablarme?' Abd. Yo, Christiano.

Garc. ¿Y tú, quién eres?

Abd. ¿Mi semblante no te ha dicho

Garc. No, solo me dice,
Moro, que eres muy altivo.

Abd. Abdemelich soy, aquel azote del christianismo, ó rayo del gran Profeta, cuyo valor es y ha sido pasmo, horror, ruina y estrago vuestro: dí, ¿me has conocido ahora?

Garc. Sí.

Abd. Huélgome mucho.

Garc. ¿Y qué me quieres?

Abd. Deciros

que en el instante baxeis

decormados y rendidos

que en el instante baxeis desarmados y rendidos á mis pies, agradeciendo que yo propio haya venido á mandároslo.

Moro, el honor que has venido á hacernos; pero hasta tanto que no vinieren contigo cien mil Moros á mandarlo no sereis obedecido.

Abd. Mirad bien lo que decis.

Garc. Moro, ya estás respondido.

Abd.

por el valor de sus bijos.

Abd. Advertid que antes de un hora volveré, si es que me irrito, á convertir en cenizas el monte todo; y si os brindo ahora con el honor de haceros esclavos mios, entonces os brindaré con el fuego ó el cuchillo.

Bast. Soberbio Moro, los pocos que en este horroroso sitio moramos, mas facilmente correremos á los filos que á la esclavitud: y así vete, y no pienses rendirnos con tus amenazas, pues tan lejos están los brios nuestros de temerlas como tú de vencernos.

Abd. Altivo

joven, no tan arrogante me hablaras á haberme visto cerco de tí.

Bast. Perque veas quan poco ó nada he temido jamas los sembiantes fieros, salir te ofrezco yo mismo en busca del tuyo.

Abd. Creo

que tardarás en cumplirlo.

Bat. No haré, Moro; pero en tanto
que haberme salgo contigo,
para que pruebes mi brazo
este venablo te envio.

Quita à Didimo el venablo, se le tira à Abdemelich, y Zorayde le deciene:

Zer. Sefior.

Abd. ¿Qué haces, loco joven?

Bast. Moro, darte un corto indicio
de mi temor, guárdale,
que brevemente confio
ir á cobrarle.

Abd. Mahoma me niegue su patrocinio santo si tú no probares mi rigor.

Garc. True contigo tu exército si deseas

ver el valor de los mios. Pero en tanto, á Dios.

Bast. A Dios,

Moro, mas lo dicho dicho. vanse.

Abd. Si haré, pero ay de vosotros
quando yo empuñe el cuchillo
de la venganza, pues ya
que menospreciais altivos
mi piedad habeis de ver
en sus pavorosos filos
retratado vuestro estrago,
asolacion y exterminio.

Parten por la derecha, y se da fin al acto primero.

#### ACTO SEGUNDO.

La misma gruta con que empezó la Comedia, aunque mas iluminada de teas
interior y exteriormente: al frente se
verá un banquillo de peñasco: salen por
la izquierda los Aragoneses, que conducirán sobre varias rodelas un libro pequeño, la corona de laurel, una espada, una divisa, un escudo grande y
una handera toda blanca: se irán colocando al rededor de la gruta, y salen tras ellos Bastan Garcia, Otbo,
Felicio, Recesvinda. Subica, Tellez,
Guivara, y el último Garci
Ximenez..

Bast. Eñor, pues el tiempo estrecha, y se ve ya prevenida toda la solemne pompa que nos permite en el dia el sitio y pobreza nuestra para vuestra merecida coronacion, atended á los pactos que hoy os dictan vuestros vasallos; guardadlos y defendedlos con dicha.

Oid, nobleza: oid, pueblo de Aragon, que ya principian.

Felicio saca una piedra quadrada, y les en alta voz.

»Pactos que han de jurar antes de »coronarse los Reyes de Aragon »(si Aragon restaurado

2,4 os si place á Dios que los haya): nque no ha de empeorar si no me-"jorar los fueros. Que se obligue á "distribuir los bienes y honores entre los naturales de la tierra, y so-"lo puedan ser admitidos al gobierno y sus honores cinco de los ex-"trangeros. Que para hacer Cortes. "exercer la potestad judicial, hacer guerra, paz ó tregua con al-» guno de los Príncipes, ó para otros » hechos de consequencia, hayan de mintervenir doce de los Ricoshompbres ú de los mas sábios y ancianos. Que tenga sello para sus dencretos: Alferez que en la guerra nle lleve la divisa. Que pueda labrar moneda, pero de una misma ley, y o una vez sola. Que antes de la aclamacion él mismo se ciña la espa-"da en señal de su supremo poder; y nen ese dia ningun otro pueda ser "armado Caballero: y que puesto ven pie sobre el escudo lo levanviten los Ricoshombres, clamando nen alta voz, Real tres veces.

Repr. ¿Aragoneses, son estos los pactos que en este dia habeis conmigo acordado?

Todos. Si.

Tell. Pues hincad la rodilla, y sobre estos Evangelios sacros haced pleitesia y juramento solemne de guardarlos.

Bast. Sin envidia ap-

le miran todos.

Tellez tomará el libro, Garci Ximenez hincará la rodilla, y poniendo las manos sobre él, descubierta la cabe-

za, dice:

Garc. Sí juro,
Aragoneses. se levanta.
Otho. Lá invicta
espada con que debeis
armaros es esta.

frece la espada, y Garci Ximenez se la ciñe.

Rec. Dichas,
aun me parece que sueño. up.
Otho. ¿Sabeis todas las precisas
obligaciones de un buen
Caballero?
Carc. Si.

Otho. Ceñidla,

pues.

Garc Sí haré, y juro que desde hoy será esta noble cuchilla rayo del Cielo en defensa de la honra y gloria ofendida de Dios.

Bast. Aquesta, Señor, será la Real divisa desde hoy.

ofreciéndole la divisa,

Garc. Quédate con ella, Bastan, que tu valentia sabrá guardarla.

Bast. A lo menos
os juro perder la vida
primero que á ser despojo
de las enemigas iras
pase.

Guiv. Llegad, que el escudo

es este.

Pone el escudo en el suelo.

Rec. Ya mi alegria ap. no cabe en el pecho.

Se pons en pie sobre él Garci Ximenez. Fel. Ahora

vuestro Real poder elija Ricoshombres que le eleven.

Garc. Felicio, Bastan Garcia,
Otho, Velez de Guivara,
Tellez Aiznar y Subica
sean los primeros seis
que dexen á sus familias
el blason de Ricoshombres,
gozando las primitivas
distinciones y los fueros
que les conceda mi misma
autoridad.

Los seis que ha nombrado agarrando escudo levantarán sobre él á Garci

Ximenez.

Los 6. Real, Real,

Le 4

Real.

Le vuelven á baxar, y tomando Bastan la bandera la levantará en alto, y batirá tres veces, diciendo:

Rec. ¡Ay, Bastan, qué delicia me causa el verte ensalzado!

Bast. Rey, Garci Ximenez.

Todos. Viva.

Bast. Rey, Garci Ximenez.

Todos. Reyne.

Bast. Rey Ximenez, diga, vuestro amor, Aragoneses.

Todos. Triunfe, reyne, venza y viva.

Felic. Ya aclamado estais, Señor:

Parte por la izquierda Subica. sentaos para que sigala coronacion y jura. La situacion abatida en que estamos, la aspereza del sitio, y el ansia viva de tener Rey que nos mande: os previno esta sencilla pena por Trono : ocupadle, Señor, mientras llega el dia en que el heroyco valor Aragones os le erija tan rico y tan suntuoso

como vos le mereciais. Garc. Vasallos, como le adorne: vuestra lealtad conocida, como la verdad le esmalte y le ocupe la justicia, será para mí el mas digno y apreciable: haced que vivan lejos de él la ambicion fiera,

la adulacion y la envidia siempre, y vereis que en el Trono rústico que aquí se mira,

la misma virtud preside para llenaros de dichas.

Todos. Así será.

Garc. Pues ya en él me siento gustoso. se sienta.

Tell. Cina coge la corona y se la ofrece. ahora vuestras Reales sienes esta diadema sencilla, que en vez de ricos metales y preciosas pedrerias

componen verdes laureles y esmaltan murtas floridas.

Garc. Pues he de ser vencedor para ser Rey, y esta misma ha servido en todos tiempos, segun la historia acredita, para honrar al vencedor esta mas que otra os estima mi valor; y pues en nombre de Dios á triunfar camina, y aun antes de pelear ha triunfado mi fé viva. como Rey y vencedor

es justo que me la ciña: se la pone. Bast. Ahora, gran Señor, en muestra de la obediencia rendida que os juramos, vuestra mano

nos dad á besar.

Garc. Bien.

Todos. Viva

Garci Ximenez.

Al ir todos á besarle la mano sale por la izquierda Subica.

Sub. Senor.

Garc. ¿Qué traes?

Bast. ¿De qué te agitas?

Rec. ¿Qué será?

Sub. Desde la cumbre

del monte, donde de espiz entre unas matas estaba, he visto salir de Ainza un exército de Moros,

que cubriendo á toda prisa esa vega dilatada, III in anti

hácia nosotros camina con doble marcha.

Garc. Pues hijos. - 111002011

de aquesas cuevas vecinas sacad con gran diligencia las armas y las reliquias. que hubiereis, dexando en ellas ropa, alhajas y Divinas

Imagenes: cubrid luego sus bocas con bien texidas

ramas y peñas, y aquí os volved. Bastan Garcia;

Parten por la derecha Guivara, Tellez, Subica y Aragoneses.

Othe

Otho y Felicio entre tanto recogerán en la Ermita todo quanto para el culto sagrado de Dios servia, y con el mayor respeto, colocándolo en la misma caxa que á este fin se hizo, lo traerán á mi vista.

Los 3. Ya obedecemos.

Garc. Ve tú (los 4. parten á ayudarles, Recesvinda. Y vos, Señor, que estais viendo quanto es á las fuerzas mias superior esta gloriosa empresa á que ahora aspira mi brazo, fortalecedle; débil es, mas si le anima vuestro poder, será brazo vengador, á cuyas iras caigan asoladas todas esas bárbaras mezquitas. Dexad, Señor, que renazca por mí la ahogada semilla de la fé: vuelva la Iglesia á levantar este dia el estandarte sagrado que hasta hoy pisó la osadia del Moro: resuene en toda esta dichosa Provincia vuestro nombre, y los infieles conozcan en su ruina vuestro poder quando vean que las miseras reliquias de la christiandad, fiadas en el Dios que las auxilia, no solamente no temen la muchedumbre enemiga, sino que la doma, vence, desbarata y extermina. Y tú, Madre inmaculada del Pilar, que en repetidas ocasiones demostraste con extrañas maravillas que eres nuestra protectora, pues en tu poder confian tus nobles Aragoneses, no dexes hoy desmentida la viva fé con que todos

en tus banderas se alistan, para que reconocidos te aclamen con alegria nuestras voces, publicando con gloria tuya é ignominia del Moro, que fuiste escudo divino de nuestras vidas.

Vuelven à salir todos los Aragoneses con venablos, espadas, rodelas, arcos y mazas, y con ellos Bastan, Recesvinda, Otho. Felicio con una arca al hombro.

Bast. Ya, Señor, hicimos todos lo que mandasteis, y á vista de nuestra cueva se halla el Moro.

Garc. En vano sus iras piensan saciarse en nosotros, quando los Cielos me inspiran el medio mas oportuno y facil de confundirlas. Tú, Bastan, mientras nosotros por esta oculta salida burlamos su crueldad, y encaminamos á Ainza nuestros pasos con secreto, procurarás con malicia divertirle, y demostrando que desprecias sus altivas amenazas cerrarás la gruta, y por esta misma parte saldras á alcanzarnos.

Bast. Está bien, nada replica mi obediencia.

Vase por la izquierda.
Garc. Vamos, hijos,
seguidme, pues llegó el dia
deseado de morir
ó vencer.

Todos. Sacra Maria, tú nos ampara.

van entrando por la izquierda.

Garc. Sí, amigos,
si la llevais esculpida
en vuestras almas será
nuestro norte y nuestra guia,
pues si por ella lidiamos,
¿quién duda que nos asista? vanse.

Des-

por el valor de sus hijos.

un puente de tablas, y pasan al otro Descubrese el monte con la cueva, y al pie del monte Abdemelich, Ajub y lado.

Moros, y sale Bastan.

Abd. Ah de la cueva. Bast. ¿Quién llama?

Abd. Quien de nuevo se lastima de vosotros, y á ofreceros viene (porque no se diga que soy cruel ) la cadena antes que el cuchillo: elija vuestra desesperacion lo que quiera, y sea aprisa: ó baxar á ser esclavos, o entregar á las cuchillas nuestras los cuellos.

Bast. Ya, Moro, la respuesta que debia di à tu arrogancia: si quieres que mi voz te la repita, oye: el christiano valor, que entre estas peñas habita, prefiere una heroica muerte à una servidumbre indigna. Y así puedes quando quieras animar esas altivas tropas; y dar el asalto, que quando esta cueva rindas, verás que es nuestra entereza mas grande que tú imaginas.

Abd. Mira que no doy mas treguas á mi furor, y en cenizas he de convertir el monte.

Bast. ¿Qué aguardas, pues? sube aprisa, mas porque veas quan poco nos asustan hoy tus iras, á Dios, que ni aun defendernos queremos.

Levanta el puente, y entra en la cueva.

Ajub. ¡Que su osadía sufrieses tanto!

Abd. Yo mismo

me afrento, si, por mi vida, de acordarlo; hijos, al monte: las tablas que prevenidas traxisteis, subid, y á fuerza de armas, la cueva que habitan Suben los Moros con Ajub, y forman

tomemos, porque al furor de nuestras corvas cuchillas lloren esos miserables

su escarmiento y su ruina. Ajub, y Moros forcejean para baxar. el puente.

Ajub. No desalenteis, amigos, pues aunque mas se resista á nuestro valor, será triunfo de las fuerzas mias.

Abd. Pese á la debilidad

de vuestros brazos.

subiendo al (montes

Ajub. Si aspiras á hacer este triunfo tuyo, detente, que ya caida la peña, franquea el paso

de la cueva à nuestras iras. Abd. ¿Pues qué esperais? registrad

sus senos, y ni una vida perdoneis: perezcan todos, pues todos mi rabia excitan. Entran Ajub, y Moros en la cueva. Y vosotros prevenidos estad, por si con malicia se escondieron con la idea de burlar nuestra ojeriza huyendo, luego que vean las tropas embebecidas

en buscarlos por la cueva. Vuelve á salir Ajub, y los que entraron con él.

Ajub. ¡Qué rabias! Abd. ¿Por qué te irritas, Ajub?

Ajub. En toda la cueva ningun Christiano se mira.

Abd. ¿Qué dices? ¿has penetrado sus senos?

Ajub. Sí.

Abd. O tú deliras, ó el temor no te ha dexado verles.

Ajub. Por Alá, que::: 140 Abd. Quita,

y en tanto que unos conmigo toda la cueva exâminan,

tú

las entrañas escondidas
del monte, pues claro está
que si aquí no están tendria
comunicacion con otras
esta cueva, y pasarian
á ellas para librarse
de nosotros.

Ajub. No replica mi valor, venid.

Abd. Ah, viles;
vanas son vuestras indignas
cautelas: sereis objetos
de mi rabia vengativa.

Entra en la cueva con algunos Moros, y Ajub con los demas se oculta por la cumbre del monte.

Plaza de Ainza; y salen por la derecha algunos Moros huyendo de Otho y Bastan Garcia, y se ocultarán por la segunda embocadura de la izquierda; salen otros por la primera seguidos de Garci Ximenez, Felicio, Guivara y Aragoneses, y se ocultan por otra embocadura de la derecha.

Bast. En vaño pensais huir, quando por nuestra se mira la Ciudad. se entran.

Garc. Hijos, á nadie
que á vuestro valor se rinda
negueis la vida. se entran.
Sale por la izquierda Zulema acuchillada de Subica y dos Aragoneses, y tras
ellos Recesvinda.

Sub. A rendirte
solo mi valor aspira,
Mora, que el matarte fuera
mengua de mi valentia.

Zul. Mas facil es que me mates, Christiano, que el que me rindas.

Rec. Tened: ¿qué es esto, villanos, así tratan vuestras iras, á una infelice muger?

Sub. Señora:::

Rec. Partid aprisa, que para tan poco triunfo basta con media cuchilla.
Sub. Mirad que es rayo su espada.

Rec. ¿Sabes tú lo que es la mia? pues si saberlo no quieres parte.

Sub. Quedaré á la vista para salir á ampararla quando vea que peligra.

vase con cos (ellos.

Rec. Mora, si ves que los pocos que defenderte podian huyen del furor christiano, para no morir si miras que somos de Λinza dueños absolutos, ¿que maquinas? ¿por qué no te rindes?

Zul. Poco

conoces tú quán daltiva. quán arrogante y soberbia es el alma que me anima, pues tal preguntas. Si el trage que aquí mi sexô publica te hizo creerme cobarde, que soy sabe la temida Palas Africana, aquella que siguiendo desde niña con Abdemelich mi hermano la belicosa doctrina de Marte, fue admiracion de las huestes enemigas. Mira ahora si quien tiene en su corazon unida la vanidad de muger al valor de una heroina, se rendirá á otra muger sin perder antes la vida.

Rec. ¿Con que no quieres rendirte por voluntad?

Zul. No.

Rec. Pues mira,
creo que lo harás por fuerza,
porque si tú eres altiva
como muger, yo tambien,
y aunque no soy conocida
por la Palas Africana,
soy criada, y aun nacida,
en las entrañas de un monte,
y como sus peñas mismas
tengo el corazon. Batalla.

Zul. Si haré, y pues la suerte impía no me dexa otro recurso, por el valor de sus hijos.

moriré matando.

Rec. Altiva es la Mora.

A la derecha Sub. Estoy absorto de ver con que valor lidian.

Rec. Pues se va cansando el brazo,
con una traza exquisita (reñir.
pienso descansar. Espera, dexan de
Mora, porque no querria
que vinieran á estorbarnos.

Hace que reconoce la escena. Zul. Christiana, á nadie se mira

por aquí.

Rec. Ni por aquí.

Zul. ¿Qué aguardas, pues?

Rec. Nada: lidia,

Que ya he descansado un poco. ap. Vuelven á lidiar, y sale por la izquierda Bastan.

Bast. Amor, si peligraria mi bien, pues en parte alguna la encuentro::: ¿pero qué miran mis ojos?

Rec. Pese á tí, y cómo me haces sudar.

Concluye á Zulema, la pone la espada al pecho, y salen por la izquierda Bastan, y por la derecha Subica.

Bast. Recesvinda,

tente.

Sub. Sefiora.

Rec. ¿Dí, Mora, confiesas que estás rendida?

Zul. No puedo negarlo.

Rec. Pues

ahí te queda esa cautiva, Bastan: como no la quieras, ya es tuya, si antes fue mia.

Bast. Levanta, gallarda Mora, cobra tu fuerte cuchilla,

La dá la espada, y ella la embayna.

y respira, que no son tan poco atentas las iras christianas que no se duelan de tan hermosas desdichas.

Zul. En vano, gallardo joven, piensas con cortesanias mitigar hoy mi dolor. rinen. Bast. Subica, corre, exâmina

si alguien viene.

Sub. Voy. vase por la izq.,

Bast. Si acaso

tu corazon martiriza
el temor de ser esclava,
bella Africana, respira,
que la afrentosa cadena
de la servidumbre indigna
no la labró la fortuna
para tí.

Zul. ¿Qué escucho, dichas?

Bast. Son ademas de muy bellas

tus manos sobrado finas

para que los duros hierros

ni las maltraten ni opriman.

Libre estás, pues aunque luego

la lealtad me lo rifia,

á qualquier muger se debe

esta atencion de justicia.

Zul. Oh quánto de este Christiano me ha prendado la hidalguia.

Sale Sub. Bastan, hácia aquí se acercan los nuestros.

Bast. Pues de tí fia mi pundonor un cuidado.

y sin que nadie lo note, si pudiere ser, de Ainza saca á esta Mora. Y perdona tú, hermosa y noble heroina, que hasta dexarte segura no sea yo quien te asista.

Zul. Mas con esta libertad que ahora me das me cautiavas.

Bast. Vete en paz. Zul. Alá te guarde.

y cree:::

East. ¿Qué?

Zul. Que esculpida Ilevo, Christiano, en el alma esta heroica bizarria.

Vase por el interior de la derecha con Subica.

es mas bella Recesvinda.

Salen por todos los bastidores de derecha é izquierda los Moros, seguiC 2

dos de Garci Kimenez, Otho, Recesvinda, Guivara, Felicio y Aragoneses. Los Moros se rinden, quedando en varias posturas unos y otros.

Otho. Morid, perros.

Moros. Piedad. Garc. Hijos,

tened, no mancheis las dignas cuchillas, pues se acogieron á nuestras piedades. Vivan, pero arrastren la cadena de la esclavitud.

Rec. Garcia, ¿qué es de la Mora?

ast. Despues

Bast. Despues lo sabrás.

Los Aragoneses quitan la espada á los Moros, se levantan, y conducidos por Otho se postran á Garci Ximenez.

Fel. A las invictas plantas del mayor Caudillo que las historias publican, llegad.

Garc. Levantad, joh quánto su situacion me lastima!

Dent. voc. Viva el defensor heroico de la fe.

Dent. Tell. Seguidme.

Voces. Viva

nuestro gran libertador. Garc. ¿Qué es esto? Sale Tell. Yo la noticia os daré, Señor: apenas apoderados de Ainza nosatros en busca entramos de los que la guarnecian, sorprendidos y aterrados todos con tan improvisa novedad, solo pensaron en asegurar sus vidas huyendo. Yo, pues, siguiendo á una pequeña quadrilla de Moros, que en ella acaso esconderse pensarian, entré en una obscura y triste mazmorra, donde gemian mas de doscientos Christianos: no bien por sus voces mismas

lo supe, quando tan lleno
de gozo como de ira,
rompí con mis mismas manos
las cadenas que oprimian
las suyas: conmigo salen
de aquella mansion impía
y horrorosa, é informados
por mí de que á vuestros brazos
sus libertades debian,
buscandoos vienen, diciendo
agradecidos que:::

Voces. Viva

(al oido.

se echan á los pies de Garci Ximenez besándoselos.

Escl. Aquí está, seguidme aprisa, y una y mil veces besando sus pies, su nombre bendigan nuestras voces. Y tú, heroico Caudillo, pues te destinan los Cielos para que sea tu victoriosa cuchilla la que lime el duro hierro de la esclavitud indigna que llora la Christiandad, no desmayes. Sigue aprisa las admirables ideas que tu corazon te inspira: Dios es contigo Caudillo glorioso, en su nombre lidia si quieres vencer; emprende, asola, tala, conquista, y arroja de nuestras casas esa peste de las vidas y las almas nuestras, esa infernal, monstruoso hidra del Africa, porque el mundo en elogio tuyo diga que fuiste el restaurador de la patria en este dia, el defensor de la fé, el brazo de la justicia, la columna de la Iglesia, el muro de nuestras vidas, el asombro de los siglos y azote de la morisma. Garc. Alzad, hijos, y pues es

sola la mano Divina la que os saca del penoso cautiverio, bendecidla sin cesar: pedidla humildes que invencible nos asista su brazo, para que el nuestro dome la cerviz altiva de Mahoma, y de una vez sale Sub. muera su Secta maldita. Tú y Otho ireis al instante, á Fel. con la tropa mas precisa, á reconocer las casas, las torres y las mezquitas, por si en ellas se ocultaron algunos Moros: Garcia se encargará de poner en las murallas de Ainza la guardia que necesite; y despues, con la precisa gente, saldrá á exâminar si por fuera necesitan de algun reparo, entre tanto que las tropas enemigas se divierten en Panou: Tellez Aiznar y Subica vendrán conmigo á Palacio.

Otho, Bast. y Fel. Está bien; nada renuestra obediencia. (plica

Garc. T Guivara

cuidará que á toda prisa
queden los Moros esclavos
con las prisiones debidas.

Guiv. Así se hará. Garc. Vaya, hijos,

no os detengais: ven, sobrina. Gran Dios, pues tú has empezado

la obra, tú la finaliza.

Velez Guivara con una escolta partirá con los Moros por un bastidor de
la izquierda, Felicio con algunos Aragoneses por otro, Otho con parte de los
esclavos Christianos y Aragoneses por
el primero de la derecha, por el segundo Bustan con el resto, y por el
centro de la izquierda Garci Ximenez,
Tellez, Subica y Recesvinda, y los
demas esclavos: levántase el telon, y
se descubre la Villa de Ainza con mu-

ralla, ocupando el frente de derecha á izquierda, y á un extremo un rastrillo: salen por la derecha Abdemelich, Ajub y Moros, quedando formados en una linea.

Abd. ¡Que así sus astucias viles burláran hoy nuestras iras! Pero por Mahoma Santo que he de saciar mi ojeriza. con su sangre: Ajub, dispon que estén de noche y de dia espiando sus intentos varias tropas escondidas por todo el monte. Yo ofrezco. al que antes me dé noticia segura del paradero de esos viles, la mas rica joya que haya en mi tesoro, á mas de la gracia mia. y del poderoso Hiscen, nuestro supremo Califa.

Ajub. Pues á mi cargo lo dexas, aun antes que acabe el dia, no solo ofrezco traerte esa nueva que codicias, sino sus mismas cabezas.

Abd.; Ay Ajub, qual regocijas mi alma con esa oferta!
¡y qué venturoso dia para mi rencor, si tú llegaras hoy á cumplirla!
No hallaria recompensa que me pareciera digna de tan gran servicio.

Ajub. Yo,

una tan solo querria que me otorgaras.

Abd. ¿Quáł es?

Ajub. La mano de la divina Zulema.

Abd. Tuya es en la hora que me traigas las altivas cabezas de esos Christianos.

Ajub. Pues para abreviar mi dicha, ni auta entrar quiero en la Plaza, á descansar.

Abd. Ajub, mira; para que lescapar no puedan

con otra astucia maligna de tus manos, lo seguro es cercar á toda prisa el monte con un cordon de tropa: luego, esparcidas entre la misma maleza, poner algunas espias que observen de donde salen; pues claro está que en el dia que el alimento les falte, de sus cuevas escondidas han de salir á buscarlo los de mayor osadia; y entonces prendeis los unos, sorprendeis luego en su misma cueva los demas, y todos, si pudiere ser, con vida los traeis á la Ciudad, para que mi vengativa sed se sacie en todos ellos. 5 Lo entiendes?

Ajub. Si.

Abd. Parte aprisa,
pues; de todas esas tropas
tan solo las mas precisas
para relevar las guardias
dexa conmigo en Ainza.

Ajub. Venid, pues.

Abd. Repara bien

quan impacientes mis iras
quedan: cuenta, y hasta tanto
que no me traigas cumplida
tu promesa te aconsejo
que no vuelvas á mi vista.

Ajub. Amor, en esta victoria

pende tu muerte ó tu vida.

Parte llavando conciso la mayor na

Parte, llevando consigo la mayor parte de los Moros.

Abd. Veremos si es que su astucia hoy de mi poder los libra.
¡Qué júbilo sentirá mi corazon, qué alegria, quando entre duras cadenas se presenten á mi vista!
¡Y qué tormentos tan nuevos me ha de sugerir mi fina imaginacion entonces contra sus infames vidas!

Pero entrar quiero en la Plaza, y ver de las infinitas mazmorras que hay qual es mas obscura, penosa y fria de todas, para que en ella padezcan, sufran y giman mientras se hacen los tormentos que hayan de acabar sus vidas. Ha del muro; ¿no hay quien suba este rastrillo? ¡Qué ira! Ah Centinela.

Salen á la Muralla Garci Ximenez, Otho, Tellez, Guivara y un Centinela. Garc ¿Quién llama?

Garc. ¿Quién Ilama?

Levanta Abdemelich la cabeza, y al verlos se sorprende.

Abd. ¡Santo Alá, qué es lo que mira mi rabia! pues cómo:::

Tell. Absorto

se ha quedado. ap.

Abd. Estatua fria

de marmol soy. ap.
Garc. ¿Qué quereis, Moros?

Abd. Oh! quién con la vista pudiera abrasar la Plaza! ap.

Garc. Si vuestras fuertes cuchillas, cansadas de pelear con las míseras reliquias de la Christiandad, que en ese cercano monte vivian, quieren entrar á tomar algun refresco en Ainza, decidlo, y se os abrirán las puertas.

Abd. Fuego respira
mi corazon. Ah, ¡qué bien
vuestra infame cobardía
acreditasteis, traidores;
pues temiendo nuestras iras
buscasteis un pobre triunfo
por medio de una ignominia!
No con infames ardides,
no con cautelas indignas
lidieis: si sois tan valientes
como vuestra voz publica,
salid al campo, y allí
veremos si lo acreditan
vuestras armas.

Garc. Moro, si hoy
para tomar esta Villa
nos valimos del ardid,
no ha sido por cobardia,
sino por necesidad;
pues viendo yo que traias
contigo seis mil guerreros
esforzados, ¿no seria
temeridad aguardaros
con quatrocientos? Si aspiras
á probar nuestro valor,
con igual número lidia,
y entonces verás si vence
la astucia ó la valentía.

Abd.; Oh, si lograra vengarme ap. con un ardid que me inspira mi rabia! Para que veas que esas disculpas son hijas de vuestro temor, en tanto que mis huestes divididas junto, y con ellas asalto á sangre y fuego esta Villa, soberbio Christiano, elige entre tus fuertes cuchillas (pues claro es que tú por viejo te excusarás este dia) quien cuerpo á cuerpo conmigo quiera refiir. Si por dicha, picado de mi desprecio, sale, hallará su ruina en la traicion que he pensado.

Tell. Para postrar esa altiva arrogancia, Moro, creo que el aliento que me anima (con ser el menor de todos quantos en el muro miras) bastará; y así prevente, que ya baxa mi osadía á buscarte.

Garc. Tente, Tellez.

Guiv. Yo saldré, porque en mis iras::

Garc. Espera, Guivara. Moro,
aunque sé que bastaria
qualesquiera de los dos,
para hacer que desmentida
quedara aquí tu arrogancia,
mi experiencia desconfia

de vuestra fé, y exponer

no quiero una dulce vida de los mios á que sea víctima de alguna indigna cautela de tantas como executais cada dia.

Abd. Ese es temor.

Garc. Quando al campo salga nuestra valentía á buscarte, lograrás lo que ahora solicitas.

Abd. ¡Que frustrara mi intencion! ap.

No saldrás tú tan aprisa
como quisiera. Zelin, á un Moro.

vete pronto, á Ajub avisa,
para que sin detenerse
marche con las tropas mias
á Benavarri: Christianos, vase.

Alá os guarde de la ira
que llevo; pues si no, tristes
de vosotros, quando á Ainza
vuelva con todas las fuerzas
que hay en estas cercanias.

Dent. Bast. Pues se descubre del Moro el exército, á la Villa, Soldados.

Abd. ¿Qué oigo?

Saca el alfange, y lo mismo los Moros: sale por la derecha corriendo Bastan y quatro Aragoneses.

Bast. El rastrillo,

Centinela. mirando al muro.

Garc. Huye, Garcia.

Los Moros sorprenden á Bastan y los suyos, y les quitan las espadas.

Abd. Christiano, como te muevas, doy aquí fin de tu vida.

Bast. Ay triste!

Garc. Salgan algunos

á socorrerles: Subica,

Tellez, Guivara, corred

en su amparo. baxan del muros

Abd. Y sea aprisa,

Christianos, porque si no, ya que me traxo la dicha estos objetos en quienes satisfacer mi ojeriza, no habeis de llegar á tiempo de traer ni aun sus cenizas.

#### ACTO TERCERO.

Jardin corto. Por la derecha Ajub y Muza recatándose.

Ajub. Olos estamos, ya puedes descubrirte, y sin recelo sacarme de dudas: ¿cómo sabiendo el encono fiero que Abdemelich te profesa viniste hasta aquí?

Maza. Oye atento. Ya sabes que noticioso Abdemelich que estos Pueblos, cansados de su crueldad, trataban con gran secreto de desposeerle á él, y darme á mí este gobierno, resolvió darme la muerte, y que yo me libré huyendo á Sevilla. Ya sabrás como tu tio indiscreto se casó con Egilona, haciéndose jurar luego por Rey de España, de que resultó que descontentos algunos, con osadia fueron á su propio lecho, y á él y su esposa dexaron en su misma sangre envuelto. Sabido este caso, algunos que en tí recaiga el gobierno quieren, y otros que recaiga en Abdemelich: yo viendo que si este monstruo consigue el gobierno, ambos 'seremos víctimas de sus rencores antes que él sepa el suceso, tomando postas me vine à informarte de todo ello. Y pues ya lo hice, prevente, Ajub, y toma el consejo de matar à Abdemelich si deseas el gobierno de España.

Aj ub. Amigo, yo estimo la fineza que te debo,

y el consejo admito.

Muza. Pues
no este triunfo malogremos
con la tandanza.

Ajub. No haré.

Parte, escondete al momento en la fuente de Diana, que á ella volveré yo presto á buscarte, porque el modo de executarlo tratemos.

Muza. Está bien. Temor, si logro que muera ese monstruo horrendo y que Ajub tome de España el absoluto gobierno, aseguraré mi vida, mi quietud y mis ascensos. vase.

Aposento corto con algunas hachas encendidas, y salen por la derecha Ajub y Zulema.

Ajub. ¿Posible es, Zulema hermosa, que despues de tanto tiempo que te amo, despues de tantos y tan sencillos extremos como hizo por tí mi amor, no le has de dar, ni aun mintiendo, una esperanza?

Zul. Si sabes que es tan altivo mi genio, tan grande mi presuncion, mi corazon tan soberbio, que miro como flaqueza el amor mas verdadero, scómo quieres que llegaran mis labios en ningun tiempo á confesar mi flaqueza, por mas que dentro del pecho no cupiera? Ajub, si te amo, te amaré con tal secreto que aun á mí misma, sí, á mí, me lo ocultaré si puedo: con que asi, ni desconfies de que yo premie tu afecto, ni te quejes de que yo no declare si le premio, bastete, Ajub, por ahora, saber que no te aborrezco. Y pasando á otra materia, que me interesa no menos

que tu amor, dime, el Christiano principal, que prisionero tragisteis, ¿cómo se llama?

Ajub. Bastan.

Zul. ¿Qué he escuchado, Cielos? ap.

Zul. ¿Qué he escuchado, Cielos? Ajub. El joven mas alentado, mas gallardo y mas atento que he conocido.

Zul. Ya apenas

á disimular acierto

mi dolor.

Ajub. ¿De qué has quedado

tan suspensa? ¿creer puedo

que:::

Zul. No pases adelante. Ajub, porque si á oir llego que pudo tu vanidad dar á tu discurso necio licencia para ultrajar: con el mas leve recelo mi altivez::: pero discurro, que quien no sabe de cierto si es querido, no será tan loco que pida zelos. El Christiano que nombraste es el mismo que hoy atento ó lastimado, me dió libertad con claro riesgo de su fama : si eres noble, como en tu abono lo creo, puedes ver la obligacion en que esta deuda me ha puesto. Yo he de pagársela, Ajub, y de tí valerme quiero, pues si es cierto tu cariño, á nadie mas que á ti mesmo debe interesar mi fama. Alla para ett La llave, segun entiendo, de la mazmorra en que está tienes tú, con que yo espero que le saques de ella, y libre á Ainza vuelva, atendiendo á que soy yo quien lo pido, á que eres tú caballero, y á que te conviene à tí mas que á mí misma el hacerlo, que no puede estarle bien á un hombre que está queriendo

el ver que su dama tenga acreedores molestos, pues si ella es agradecida está el amante en gran riesgo, de que por salir de deudas venda hasta su mismo afecto. Ajub. Pero no adviertes que::

Zul. Calla, que viene mi hermano.

Ajub. ¡Cielos,

cómo sin peligro mio

servir á Zulema puedo!

Por la izquerda Abdemelih.

Abd. ¿Has despachado mi orden

á los Alcadis?

Ajub. Y fueron

Zelin, Gomar y Muley
para traer al momento
toda la tropa que hallaren
pronta en los cercanos pueblos.

Abd. Bien, con ella, y los seis mil soldados que aqui tenemos, apenas el dia venga asaltar à Ainza pienso, antes que fortificarla puedan con reparos nuevos esos astutos Christianos; pero Ajub, si, como espero, la tomo, ¡qué regocijo se derramará en mi pecho, quando yo vea logrado un heroyco pensamiento que he tenido!

Ajub. ¿Y es?

Abd. Escucha,

para que alabes mi ingenio.

Mañana al amanecer,

las tropas acamparemos

delante de Ainza, y para

que parezca mas inmenso

su número, dobles caxas

y bocinas llevaremos,

cuyo ruido estrepitoso

con facilidad espero

que lo haga creer á todos

los Christianos, y mas viendo

que colocar en el centro.

la multitud de estandartes,

3

v retaguardia he pensado de los esquadrones nuestros. Para infundir mas pavor en sus ánimos intento que cada soldado lleve su alfange en el brazo diestro, y en el siniestro un hachon encendido: llamaremos con seña de paz al muro, saldrá el Christiano soberbio con todos á coronarle, yo afable entonces con ellos, les diré, que si me entregan la Plaza, y á mis excelsos pies baxaren desarmados, les concederá mi pecho las vidas y las haciendas ... que de sus cuevas traxeron, y á mas les concederé ocho dias, porque en ellos salgan seguros de todo mi dilatado gobierno; pero que si no, al instante asaltaré á sangre y fuego los muros, sin perdonar una vida: ellos temiendo que su poca guarnicion no pueda por mucho tiempo resistir nuestros furores. admitirán muy contentos mi promesa, y quando baxen desarmados á ofrecernos la plaza, nuestros soldados les cercan, y prisioneros les hacen, sin arriesgar una vida: poseemos con este ardid una Plaza que ayer nos quitaron ellos con otro: luego encerramos en esa torre que tengo en el valle de Uruel para solo mi recreo á los Christianos, y dando todo su edificio á un fuego inextinguible, ellos mueren rabiando, que es lo que quiero, y nosotros respiramos sin sustos, y sin recelos.

Ajub. ¿Podrá haber un corazon mas inhumano?

Zul. Horror tengo de oirle.

Abd. ¿Ajub, no te admira lo combinado, lo nuevo, y lo fino del ardid?

Ajub. Sí, pero mucho me temo que no ha de lograrse.

Abd. Pierde

enteramente el recelo, y oid lo que ha prevenido mi admirable entendimiento para asegurar mejor este glorioso proyecto. De aquellos potros de bronce. que en los almacenes nuestros se guardaron, desde el dia que Abdalasis, Rey supremo de España, mandó abolir toda clase de tormentos. he mandado que con toda diligencia cinco de ellos se pongan en cinco carros. y en cada uno un brasero inextinguible, que el potro de bronce mantenga el tiempo que se requiera hecho ascua; mañana en cada uno de ellos pienso meter un Christiano de los cinco que tenemos en nuestro poder, y así presentarlos en el centro del exercito á los suyos, á fin de que los lamentos espantosos y alaridos tristes, que dieren muriendo abrasados, de terror Ilenen á sus compañeros, y les obliguen mas pronto á rendirsenos, temiendo igual castigo si tardan temerarios en hacerlo. Zulema, Ajub, zqué os parece este noble pensamiento?

Ajub. Bien: por no irritarle mas contradecirle no quiero Zul. Pero hermano ano reparas

ap.

que

ap.

ap.

que esos bárbaros proyectos
te hacen odioso á los ojos
de todos? No, un cautiverio
prolijo acabe sus vidas
poco á poco, y no los nuevos
tormentos que les preparas.

Abd. He, calla, que apenas creo que pude haberte escuchado tan afrentoso consejo sin irritarme. Pues quando yo, matando y persiguiendo á esos viles enemigos del gran Profeta, me creo digno del mayor aplauso: quando yo me lisonjeo de oir que el mundo me llama por mi crueldad y denuedo fiera del Africa, rayo de Mahoma, azote fiero de la christiandad, terror y susto del universo, ¿pretendes que desmerezca tan gloriosos epitetos por mi templanza? Zulema, esa piedad que en tí veo, hoy la sufri por creerla hija de tu debil sexô; pero si hallara mahana el indicio mas pequeño de que podia nacer de alguna aficion á ellos, por Alá juro que fueras á acompañar sus lamentos en otro carro: y así guárdate que en ningun tiempo te vea, ni te oiga yo nombrarlos sin menosprecio, hablarlos sin altivez, verlos sin encono fiero, ni escucharlos sin horror; pues aquel mismo momento te trataré con el mismo rigor, que les trato á ellos.

Zul. ¡Quánto á pesar de la sangre su crueldad aborrezco! ap.
Ajub, ya oiste el designio de mi hermano, y que es el riesgo de ese Christiano mayor

por instantes estás viendo, y asi, pues en defenderle sabes ya que me intereso, y me he valido de tí, procura servirme presto.

Ajub. Ay pasion en que apretura me pones, pues si pretendo complacer hoy à Zulema, pongo mi vida en el riesgo mayor, y si no la sirvo ya para siempre la pierdo. No lo quiera Alá, que la amo con tan ciego y loco extremo, que solo por complacerla aventurar hoy resuelyo mi vida; y pues tanto estrecha la necesidad, no quiero malgastar el tiempo. Amor, tú me inspira un facil medio con que mi despecho salga de tan peligroso empeño

Mazmorra obscura, con una escalera pequeña y puerta à la derecha arrimada al telon.

Por la izquierda Bastan. Bast. Ay amada Recesvinda, de tí tan solo me acuerdo en medio de mis desgracias: el contemplar el acerbo dolor que tu corazon sentiria en el momento que supieras mi infortunio, me hace insoportable el peso de estas cadenas que arrastro en mis duro cautiverio. Ahora quizas estará su tierna pasion vertiendolas lágrimas mas amargas por su Bastan: esto, esto. me es mucho mas doloroso que el esperar por momentos la muerte; porque esta al fin con alegria la espero. como animoso scildado de Jesu Christo, sabiendo que por confesar su Fe, como católico muero,

Por la puerta de la mazmorra Ajub, con un lio debaxo del brazo, y un sable en la mano.

Ajub. Christiano.

Bast. Aquese es mi nombre;

¿quién me llama? Ajub. Quien con riesgo de su vida libertar la tuya quiere: al momento con este trage de Moro dándole el lio y el ulfange. te viste, y procura huyendo de esta mazmorra salvar tu persona, pues para ello dexaré abierta la puerta: mova mira que no pierdas tiempo ...

si quieres vivir; y ya que hice por tí quanto puedo. no malogres la piedad

que debes á los Cielos. vase.

Bust. Si haré, pero sepa you and sold á quien debe este consuelo mi desgracia: ya sin duda, temiendo ser descubierto se fue. ¿Cielos, si la Mora à quien hoy libré, con pecho agradecido, me habrá proporcionado este medio para librarme? mas sea quien fuere, zen qué me detengo quando del riesgo me avisa? A se vá encubrir mitrage quiero (vistiendo. con este, y ver si burlar puedo los designios fieros de Abdemelich, partie 11351

Zulema á la puerta hablando con Ajub. Zul. Pues tú hiciste

lo que tocaba á tu afecto y á tu valor, lo que á mí toca á cargo mio dexo: No te apartes de la puerta 

Ajub. Quedo, ...: A ser Zulema hermosa, con ese cuidado, pero te ruego baxa Zul. que no os detengais.

Bust. Pisadas. si no me engaño, á oir vuelvo. Zul. Bastan. : ( 30% ! ...

Bust. Otra voz es esta: ¿quién me nombra?

Zul. Quien sabiendo tu peligro, á redimirle viene por pagar con eso una deuda.

Bast. ¿Eres Zulema? 

Bast. Claro es que de otro pecho menos noble no podia esperar mi desconsuelo este alivio.

Zul. Aunque quisiera de mil cuidados que tengo salir, hablando de espacio contigo, tu grave riesgo no me lo permite: dime, ¿te has vestido el trage nuevo que te han traido?

Bast. Tan solo. falta el alquicer.

Zul. Pues presto, póntele, y vente conmigo, que hasta dexarte sin riesgo he de acompañarte yo, porque veas que te vuelvo con ventajas la fineza.

A la puerta Ajub. Zulema. Zul. ¡Ay triste! ¿qué es eso, Ajub? 120812 a 10 1. 11 a 10 a 10 a 10

Ajub. Tu hermano se acerca con diligencia á este puesto. Ocultate tú, y oculta ese vestido al momento, pues otro arbitrio no queda. vase.

Bast. ¿Qué es lo que haremos, Sefiora, quando vestido el trage Moro me encuentro, y es imposible que tenga para desnudarmeltiempo? 181513 91

Zul. Vente conmigo, y aquí dogia escondidos pensaremos managidas mientras llega el mejor modo de salir de tanto riesgo. y du . Mucho temo su rigor ap. si me halla aquí.

Bast.

Bast. Justos Cielos, pues me enseñais el alivio, no me le quiteis tan presto.

Se ocultan á la derecha junto á la escalera, y baxan por ella Abdemelich, Ajub, y Vloros con hachas.

Abd. Antes que muera abrasado este Christiano soberbio con el tormento exquisito que te dixe, ver deseo si ofreciéndole la vida (bien que cumplirlo no espero puedo hacer que me descubra si sabe que en otros senos queden ocultos algunos Christianos á mas de aquellos que nos tomaron á Ainza. Llámale.

Ajub. Ni á hablar acierto. Christiano. Dónde Zulema se habrá ocultado.

Abd. Durmiendo estará, parte á llamarle. Ajub. Mucho de Zulema temo

el peligro.

Entra por la izquierda, y con él un Moro con hacha.

Bast. Si no fuera este monstruo hermano vuestro ya habia encontrado modo de salir de aqueste riesgo.

Zul. ¿De qué manera?

Bast. Matando.

Zul. Mejor es el que mi ingenio me inspira á mí; y pues esta de espaldas, ponerle quiero por obra: espérame aquí.

A pasos lentos camina hácia la escalera, y sube por ella como temerosa.

Abd. Si descubro lo que quiero, vendrán tambien á gozar del banquere que dar pienso à los de Ainza.

Vuelve á salir Ajub con el Moro.

Ajub. Por mas

que le he buscado, no encuentro al Christiano.

Abd. ¿Qué pronuncias,

Ajub? pues aqueste seno no tiene como la cueva de Uruel, si bien me acuerdo, dos salidas : á tu cargo está la que hay, con que espero que si él falta ocupes tú el potro que mi denuedo destinó para él.

Ajub. ¡Qué escucho! venid y le buscaremos por aquí. Antes soy yo.

Se encaminan hácia la derecha.

Bast. Infeliz de mi.

Abd. Teneos, que registrar la mazmorra

por mis mismos ojos quiero:

ap.

Hace que parte con los Moros por la izquierda, y se suspende.

Zul. Mientras él le busca. salir nosotros podremos.

Abd. Pero porque Ajub no pueda escaparse de aquí, temiendo lo que dixe::: camina hácia la Ajub. ¿Dónde vas? (escalera.

Zul. Aquí viene, Alá supremo.

Abd. A cerrar aquella puerta, y guardar despues yo mesmo la llave, porque el Christiano no pueda huir si está dentro.

Zul. ¿Qué oigo? ya es fuerza poner por obra mi pensamiento. baxa. Hermano.

Abd. ¿Qué traes, Zulema? Zul. Aquel Christiano soberbio que estaba en esta mazmorra huyó no sé con qué medio, y como rayo de Marie va matando y destruyendo quanto encuentra.

Abd. ¡Un hombre solo tener tanto atrevimiento! seguidme, amigos, que pues irritó mas mi despecho con esta accion, mas atroz castigo/ darle resuelvo.

Zul. Vete tú, que yo despues burlaré tu pensamiento.

Aragon restaurado

30

Abd. Venid: tú, Ajub, quedarás esperando el dulce premio que tu traicion ó descuido merecen en este puesto.

Ajub. ¿Qué oigo? advierte:::

Abd. Por Alá,

que si al Christiano no encuentro, en el potro que á él tocaba morirás para escarmiento. ¿Qué esperas tú, sal, que yo á Zul, ser Alcayde suyo quiero, porque otro traidor no burle mi venganza, como él lo ha hecho.

Zul. Ay de mí, que por librar á uno á los dos he muerto.

Parten, cerrando Abdemelich la puerta.

Ajub. Amor, por ti solamente

en tal peligio me veo.

Christiano.

Sale Bast. Quien es quien Ilama.

Aiub. Quien llevado de un precepto
de Zulema hoy aspiró
á librarte, y en el riesgo
mismo que tú por servirla
se halla.

Bast. Pues burló ese fiero
Abdemelich la cautela
con que el soberano ingenio
de Zulema pretendió
librarnos, ¿qué es lo que haremos?

Ajub. No sé, porque habiéndose
Ilevado su hermano mesmo
la llave de la mazmorra,
no encuentro ya mas remedio
que morir.

Bast. Pues si ya no hay otro, y por fortuna nos vemos con armas, díme, jes muy fuerte aquesa puerta?

Ajub. ¿A qué efecto lo preguntas?

Bast. Al de ver si violentarla podemos ahora que Abdemelich buscándonos por el pueblo irá con los suyos.

Ajub. Es

en vano tu pensamiento,

pues aunque guardia no tiene, es muy fuerte, y si los Cielos no le envian, el morir es el único remedio que nos queda. abren la puerta,

Bast. Aguarda, que

Ajub. Será Abdemelich que vuelve á vengar en nuestro aliento el engaño de su hermana. Abren la puerta, y sale Zulema.

Zul. Ajub.

Ajub. ¿Es Zulema? Zul. Presto,

¿qué es de Bastan?

Ajub. Aquí está.

Zul. Pues salid los dos corriendo, ¿qué aguardais?

Bast. ¡Qué oigo!

Zul. Venid.

Ajub. Apenas mi dicha creo.

Bast. Señor, mi vida defiende
de las iras de un perverso.

Ajub agarra de la mano á Bastan, suben la escalera, y parten cerrando le puerta. Jardin corto, y sale por la

izquierda Muza.

Muza. O mi temor me lo finge,

ó unos Moros á este puesto

vienen con luces: si aquí

un punto mas me detengo

y ellos llegan, puedo ser
facilmente descubierto;
mejor entre aquestas murtas
entretexidas me puedo
ocultar hasta que Ajub
vuelva á buscarme.

Se oculta en la derecha, y salen por la izquierda Bastan y Zulema.

Zul. Ven presto,

Christiano, y pues tras nosotros que vienen con luces vemos mi hermano y los suyos, llega, y de una fuente que creo que ha de haber aquí te oculto mientras veo yo si puedo con otro ardid desviarlos de este sitio, y volver luego

por tí ya que Ajub siguió otra senda, á lo que veo, con la obscuridad.

Zulema vuelve á partir por la izquierda.

Bast. Todo es sobresaltos.

Dent. Abd. Registremos el jardin, que en él se oculta sin duda.

Bast. En mas claro riesgo está mi vida si no logra Zulema su intento.

Se oculta en la izquierda, y sale Ajub

con otro Moro.

Ajub. Pues ya sabes mi peligro, Solimán, sal al encuentro á Abdemelich, y ocultando que llegaste à saberlo por mí, le dirás que en trage de Moro se halla aquí dentro el Christiano, que le busque, pues si le halla, como creo, mitigará su furor y á mí me dará mas tiempo para huir creyéndome en la mazmorra. Id corriendo, que yo, pues por otro lado se van, librarme resuelvo, (Moro. y librar á Muza. Aquí Camina hácia donde está Bastan. me esperará: amigo, presto sigue mis pasos, que pues aun no sabrán mi suceso las guardias, es imposible que lleguen á detenernos viéndome á mí.

Bast. Pues Ajub
es, sin duda tuvo encuentro
con Zulema, y le diria
que yo estaba en este puesto.

Aiuh No hables y encubrata pue

Ajub. No hables, y encubrete, pues si por tu voz ó tu aspecto te conocen, malogramos

el lance.

Se van por un bastidor de la derecha, y sale por otro Muza.

Muza. Si mi deseo
no lo finge, yo he escuchado

la voz de Ajub.

Por la izq. Zul. Ya mi intento
logré, pero en vano si un
instante desaprovecho,
pues á cercar el jardin

pues á cercar el jardin por entrambos lados veo que van. Corre, sigue aprisa

mis pasos.

encuentra con Muza.

Muza. Sagrados Cielos,
esta no es la voz de Ajub.
¿Qué haré? si seguirle quiero,
y me conoce, es preciso
que me descubra, y si intento
quedar aquí:::

Zul. ¿Qué discurres si ves que á librarte vengo

del riesgo?

Muza. Yo estoy confuso, pues que habla conmigo es cierto, y no es Ajub. Encubrirme y seguir sus pasos quiero.

Se emboza con el alquicer, va á entrar por la derecha con Zulema, y viendo venir á Abdemelich y Moros

se suspenden.

Zul. Ay de mí, pues no es posible librarle ya, por lo menos aseguraré á mi hermano por si importa. Deteneos,

Salen Abdemelich, y Moros con hachas encendidas.

que ya el traidor que burlar intentó tu justo ceño tienes aquí, porque veas que el quererte menos fiero y cruel no era buscarte injusto y débil. Ya preso le tienes, dale el castigo que merecen sus excesos.

Muza. Perdido soy.

Abd. Quanto, hermana,
el presente te agradezco.
Ven aquí, traidor, ¿pensabas
ayudado de un perverso
burlar mi furor? no, infame,
baxo de esta llave preso
Ajub quedó ya por ser

Aragon restaurado

32

encubridor de tu exceso,
y tú en mi poder te hallas
tambien para ser objeto
como él de mis iras. Muestra,
descubre ese vil aspecto,
y empieza á ver en mis ojos
retratado tu escarmiento.

Abdemelich le descubre, y todos se suspenden.

Zul. Santo Alá, ¿qué miro?

Abd. Rabia,

¿qué asombro es el que estoy viendo?

Zul. Confusa estoy.

Muza. Ya es forzoso morir.

Abd. Apenas lo creo.

¿Qué es esto, Zulema?

Zul. Yo

tan solo decirte puedo
que creyendo por las señas
ser este el traidor perverso
que buscábamos, al verle
aquí oculto, con pretexto
de libertarle piadosa,
iba á entregártele á tiempo
que llegaste tú. Respira,
corazon, pues no es el riesgo
tan grande como pensé.

Abd. Aunque con gran sentimiento de mi rencor un engaño tan inesperado veo, me consuela en mucha parte el ver que un traidor encuentro donde pensaba hallar otro, sin saber este momento qual mas deseaba yo, si el que hallo ó el que pierdo. Mas pues dable es que no haya salido aun de este pueblo el Christiano, divididos le buscad mientras yo llevo este pérfido á la obscura mazmorra misma en que tengo á Ajub, porque con sus vidas paguen lo que me ofendieron. ¿Qué esperais? se van los Moros.

Zul. ¡Oh, quiera amor ap.

que se librarán del riesgo!

Abd. Ven, y advierte como Alá
hoy á mis manos te ha vuelto
para que en tu aleve sangre
se sacie mi encono fiero. vanse.

Zul. Volver quiero aquesta llave maestra con gran secreto al sitio donde mi hermano la guarda, ya que los Cielos

para pagar en un dia

dos finezas me la dieron. vase.

Levántase el telon, y se descubre todo el frente ocupado por un monte nevado.

La escasa luz, y el sol que irá saliendo á su tiempo por su espalda manifestará esta scena representada al amanecer. Se verán caer espesos copos de nieve. Al pie del monte habrá algunos chopos y palmas, y por la cima del monte salen, y baxan tocando castañuelas, zambombas, panderos y sonajas Didimo, Oña, Zagales y Zagalus, y detras de todos Don Aznar.

Can. Did. Por mas que rabien los Moros no tema la christiandad, mientras pelee por ella la Señora del Pilar. Claro está.

Todos. Claro está. Did. Ya se ve.

Todas. Ya se ve.

Did. y todos. Que ella sin espada sabe herir, matar y vencer.

Repr. Did. Oyes, Oña, tienes frio.

Oña. Yo no.

Did. Vaya, yo no entiendo
estas cosas, ó tú no eres
como yo de carne y hueso,
ó qué sé yo, porque yo
por todo el camino vengo
tan aquel:: vaya, si estoy
tiritando; toma, y eso
que traigo lleno de lumbre
desde el silo este brasero, sace una
y le doy algunas gueltas,
que si no, vaya me yelo.

Oña. ¿Tú sabes qué es? Did. Qué, muger.

Oña. Tonto, que eres ya muy viejo.

Did.

Did. Dexa, y aun no ma salio la muela del juicio.

Oña. ¿Y eso qué importa? Toma, yo he visto tantos, tantos que de viejos no se podian tener, y sin ella se murieron al cabo.

Zag. Si diz que á muchos les sale dempues de muertos.

Did. De ese modo puede ser que yo sea ya muy viejo: pero no señor, no puede

Oña. ¿Por qué, majadero? Did. Pos si yo no me he casado ni una vez siquiera, y eso que rabiando por casarme estoy desde muchachuelo, ¿cómo he de ser viejo, tonta? spuede haber un hombre viejo sin que antes se haya casado?

Oña. Si señor, toma, mi abuelo diz que nunca fue casado. y murió, vaya, de ciento, y qué se yo que mas años.

Did. De ese modo seré viejo yo: pero qué, no señor. vaya no puedo yo serlo todavia; sobre que yo ando de prisa y muy tieso, yo como pan de dos meses cocido, baylo al pandero, y bien, me gusta un rato de retozo, y::: vaya veo por mi tantisimas cosas que no pasan á los viejos.

Azn. Vaya, hijos, pues vendreis cansados, y segun veo los copos de nieve caen demasiadamente espesos, sentémonos mientras pasa su fuerza debaxo de estos chopos frondosos.

Oha. Sefior, sestá todavia lejos la Villa? Azn. Pasado el bosque que ves.

Did. ¿ No seria bueno, ya que hemos de descansar, tomar algun refrigerio? Azn. Me parece bien. Did. Pos, chicos, haced rolde aquí, y saquemos cada uno lo que traiga.

Aznar se sienta laxo un arbol, y al rededor todos: sacan pan, queso, algun fiambre, y Didimo la bota.

Azn. Sí; pero pues todo esto está lleno de aduares, con mucho cuidado estemos,

por si Moros descubrimos. Oña. Ay, Señor, pos, ży qué haremos si vienen?

Did. ¿Qué? Toma; darles, van comienpues perros son, pan de perros. (do.

Oña. Pobre de mí si sus dientes me pilláran; sí, lo menos, am, de un bocado todita me zampaban allá dentro.

Did. Y apuesta.

Oña. Zape.

alargando la bota á Did. Señor, vaya un trago. Aznar.

Azn. Yo le aprecio. Did. 3 No quereis?

Azn. No.

Did. Pos yo si. bebe. Vaya, que no hay un pellejo que abrigue mas: sobre que me voy por dentro poniendo como un horno.

Azn. ¡Oh quanto esta sinceridad apetezco!

Oña. ¿Y qué no me das á mí? Did. Toma, si me estás diciendo que tienes calor.

Oña. Pero hombre, si, vaya, toda me yelo de estar á tu lado.

Did. Lindo:

pos tengo yo, segun eso, gran virtud para contigo.

Oña. A ver si yo me caliento tambien.

E

Aragon restaurado

34

Did. Digo: vaya, ella quitándola la piensa que es agua del Ebro. (bota. Oña. Pos si no me ha calentado

todavia.

Did. ¿No? torreznos;
pues segun veo no tienes
bastante con un pellejo.

Por la derecha Bastan y Ajub de moros. Bast. No dudes que has de encontrar buena acogida en los nuestros.

Azn. Que vienen Moros, amigos.

Oña y Zagalas. Ay.

Aznar saca la espada, las mugeres con Oña asustadas se retiran, y los Zagales toman las armas.

Did. Pos cerremos con ellos.

Bast. Tened, y calmad el susto, Christianos, que aunque os habrá hecreernos Moros el trage, (cho vuestra misma ley profeso.

Azn. Aunque nos engañe, nada aventuramos en creerlo viniendo solos los dos.

Oña. Oyes, ¿si aquestos dos perros

Bastan habla aparte con Aznar.

nos engañarán?

Did. Ahora
lo veré yo. Caballeros,
pues ya todos somos unos,
vaya un trago. le alarga la bota.

Bast. Le agradezco.

Did. Mire que es como un cordial este vino.

Bast. No le bebo.

Did. ¿No? Moros son por la leche que mamé.

Bast. Pues en efecto
os encaminais á Ainza,
convendrá no detenernos,
por si en busca nuestra salen
de aquese cercano pueblo
los Moros.

Did. ¿No beber vino? ap.
ju: que me emplumen si estos
no han besado el zancarron
de Mahoma.

Azn. Pues es menos la nieve ya, y por la cima va dexando de nevar, y sale el Solo de ese monte los reflejos del Sol se ven, hijos vamos á Ainza.

Bast. Ya voy siguiendoos. Vamos, Ajub.

Ajub. Pues así ap. el acaso lo ha dispuesto, paciencia.

Did. ¿No beber vino,
y ser Christiano? á su abuelo
con esa. Chicos, nosotros
detras; y si acaso vemos
que engañarnos han querido,
garrotazo y tente perro.

Aznar, Bastan y Ajub parten por la izquierda, y detrás Didimo, Oña, Zagalas y Zagales: Plaza de Ainza, y salen por la derecha Garci Ximenez,

Felicio, Tellez y Recesvinda muy triste.

Garc. Felicio, mientras Guivara
y Subica con desvelo
procuran que los esclavos
Moros, con algunos nuestros,
reparen los muros, tú
parte á hacer que esten dispuestos
nuestros soldados; y ya
que reforzar hoy podemos
nuestro esquadron con los muchos
Christianos que prisioneros
en las mazmorras hallamos,
harás repartir entre ellos
las armas de quantos Moros
quedaron esclavos.

Fel. Luego

se hará como habeis mandado. vase. Garc. Tú, Tellez, en el momento, (pues de otro zelo que el tuyo fiar esta accion no quiero) desde esa elevada torre con cuidado estarás viendo las acciones de los Moros de Benavarri, pues temo que no tarden en venir á buscarnos.

Tell. Obedezco.

Garc. Y avisa apenas observes

ap.

el mas leve movimiento de sus armas.

Tell. Está bien. vase.

Garc. Esta tristeza que veo en mi sobrinas me hace ratificar el concepto de su pasion á Bastan.

Recesvinda.

Rec. ¿Señor?

Garc. Quiero
que me digas de qué nace
la tristeza que hoy advierto
en tu semblante.

Rec. Señor::

Garc. Pues conoces el extremo que tengo por tí, no quieras ocultármelo.

Rec. El suceso de Bastan::

Garc. Muy digno es
de ese sentimiento, pero
creo que en tí le produce
algun motivo secreto,
á mas de la compasion;
no me lo niegues.

Rec. No debo
engañaros: su valor,
su honradez y sus honestos
xtremos me han obligado
á amarle, yo os lo confieso:
desde que vos me llevasteis
á los escondidos senos
de Panou le ví y le amé
tanto, que deciros puedo
que despues de vos en él
cifro todo mi contento
y felicidad.

Garc. No sabes,
Recesvinda, quanto aprecio
esa ingenuidad. Yo alabo
tu eleccion, que es un mancebo
muy digno de tí Bastan,
y desde ahora te ofrezco
que será tu esposo, como
quieran piadosos los Cielos
sacarle de su penosa
esclavitud.

Rec. Ah, no espero

lograr tal bien.

Garc. Su poder es muy grande, y no debemos

Guiv. por la der. Señor.

Garc. ¿Qué?

desconfiar.

Guiv. De placer á hablar no acierto.

En este momento acaba de llegar un Caballero llamado Aznar comboyando un número no pequeño de Aragoneses, y he visto que Bastan viene con ellos.

Garc. ¡Qué dices! Rec. ¡O Dios! Garc. ¿Y donde están? vamos al momento

á recibirlos. Guiv. Ya todos

hácia aquí vienen contentos con Felicio y con Subica.

Rec. Amor, mi dicha no creo. Van saliendo Didimo, Oña y Zagales cantando y baylando, y detras Az-

nar, Bastan, Ajub, Felicio

y Subica.

Music. Viva el Caudillo glorioso,
cuyo invencible valor
es azote de Mahoma
y la gloria de Aragon.

Did. y Oña. Viva el Rey Garci Ximenez. Todos. Viva.

Corre Garci Ximenez y abraza á Bastan y Aznar.

Garc. Aznar, Bastan, yo pierdo el juicio: dadme los brazos aprisa, estrechadme en ellos.

Bast. Señor. Azn. Amigo. Garc. Llegad:

¿posible es que á veros vuelvo?
Contadme, contadme pronto
por qué caminos el Cielo
os ha traido á mi vista.
Bastan, Bastan, ¿pues qué es esto

Bast. Aquesto es, Señor, valerse
Dios del acaso mas tenuo
para ostentar su poder:

E 2

ya os acordareis que preso fui por el Moro, y que aunque á socorrerme salieron algunas tropas fue en vano, por no haber llegado á tiempo. Lleváronme á una mazmorra donde mi rendido esfuerzo aguardaba por instantes la muerte, quando los Cielos envian en mi socorro una Mora, á quien con pecho generoso puse ayer en libertad. En efecto, trayéndome este disfraz, y valiéndose para ello de Ajub, que era quien guardaba mi persona, sus intentos y logró, pues yo me vi libre despues de infinitos riesgos en que mi vida, la suya y la de Ajub estuvieron, como con mas extension sabreis despues. Al momento salimos de Benavarri, tomando el camino recto de Ainza, donde encontramos con gran alborozo nuestro á Don Aznar y su gente que aquí venian : y puesto que ya con veros respiro sin zozobra, ya que aliento sin sobresalto, y en fin que me miro ya en el centro de mis glorias, permitid que mi católico pecho, una vez que al Cielo debe beneficio tan înmenso, vaya á tributarle gracias rendido, humilde y contento. vase. Rec. Pues ya á Bastan veo libre, ningun otro bien deseo. Garc. Moro, pues del bien que goza Bastan fuiste tú instrumento, en mi hallarás el asilo de un agradecido pecho. Aznar, cuéntame tú ahora cómo, quándo ó con qué intento, de las montañas de Heulate,

donde estabas encubierto desde que perdiste el fuerte de Avizanla, con tal riesgo viniste hasta aquí.

Azn. Un pastor

que viene con gran secreto
en trage de Moro á Amescoa
algunos dias, á efecto
de comprarnos provisiones,
escuchó ayer el suceso
de Ainza, y nos le contó
anoche con gran consuelo
de todos: yo en el instante
animé sus nobles pechos
á seguirte, y abrazando
mi dictamen al momento,
cogiendo lo mas preciso,
dexamos aquellos senos,
y amparados de la noche:::

Sale Tell. Señor.

Garc. ¿Qué traes? dí presto.

Tell. Que á la otra parte del rio se va ahora descubriendo un exército de Moros que si á las señas atiendo á marcha ligera vienen hácia aquí.

Garc. Pues hijos, presto, antes que él llegue á cercarnos, salgámosle hoy al encuentro nosotros. Tellez, Guivara, Felicio, ordenad corriendo las tropas, y tú, Subica, quedarás mientras vencemos ó morimos, con algunos en la Plaza, mas te advierto que antes que la deis al Moro deis á su alfange los cuellos. Tú, Aznar, con los tuyos, pues que vendreis cansados veo, os podeis quedar tambien á descansar.

Did. ¿Cómo es eso
de quedar? pues ciertamente
que quedariamos buenos
despues que solo á matar
Moros vinimos. Yo al menos
he de salir.

Todos. Y nosotros.

Azn. Oh quanto vuestros alientos me lisonjean.

Garc. Pues hijos,
á preveniros. No quiero
quitaros la inmortal gloria
que anhelan hoy vuestros pechos.
Ven, Aznar, seguidme todos,
rogando conmigo al Cielo
que para ensalzar su Fé
nos de su favor inmenso.

Vanse. Levantan el telon, y se descubre al frente un ribazo, y en él un álamo frondoso. Al pie una selva de árboles corporeos, y delante un rio que cruza de derecha á izquierda, con puente. Salen por el ribazo Abdemelich,

Zulema y Moros.

Abd. Pues en aqueste ribazo
con tal ventaja nos vemos,
haga alto mi numeroso
exército, mientras veo
si puede aquí el enemigo
desde sus muros soberbios
descubrirnos. Ven, Zulema,
Vienen por el puente á la scena.
y pues de tan claro ingenio
diste pruebas, dime, alcanzas
cómo de Ajub el despecho
se pudo anoche escapar
de la mazmorra, teniendo
yo la llave?

Zul. Disimule, pues no ha tenido recelo de mi ¿Dime, habia acaso otra llave?

Abd. No por cierto, pues solo hay una maestra, que yo muy guardada tengo, para todas las mazmorras.

Zul. Pues es fuerza segun eso que violentara la puerta.

2 1

Abd. Eso es lo que mas mi ingenio confunde, pues ni forzada la puerta está, ni comprendo cómo de allí salir pudo.
¡Ah si llegara mi pecho á descubrir el traidor

que le ayudó!

Zul. No está lejos de tí.

ap.

Abd. Pero pues ahora por imposible lo tengo, mi furor aplacarán los miserables lamentos que vienen dando en los potros esos Christianos, y siento que Muza no confesara de su venida el misterio, antico para haberle colocado tambien entre todos ellos. Ningun indicio en la Plaza dan los Christianos de habernos visto, y pues tan poco dista, ir hasta sus muros quiero, amigos: siga la marcha el exército, y al centro vengan esos carros, para que el Christiano admire en ellos un amago de mi fiera condicion, y su escarmiento.

Se empieza á poblar el teatro de nubes, y á dar algunos relámpagos y truenos lejos.

Zul. ¡Ah, Cielos, quánto abomino sus horribles pensamientos! ap. Abd. Pero tened, que ya en agua se va el furor de los Cielos llueve. desatando. Y pues no hay donde poder recogernos en el valle, entre la selva algun abrigo busquemos

mientras pasa. Cielo santo,

descubreme tu al perverso

que libró á Ajub, si deseas darme el gozo mas completo. Parte de los Moros que habian pasado el puente se ocultan á la derecha con él y Zulema. Salen por la izquierda Garci Ximenez, Felicio, Aznar, Bastan, Guivara, Tellez, Otho, Recesvinda,

Didimo y Aragoneses.

Garc. Amigos, si hubiera visto
el número tan inmenso
de los Moros no saliera
á buscarlos, lo confieso;

Aragon restaurado

38

pero una vez que ya al campo salimos, es honor nuestro morir ó vencer.

Azn. Advierte

que es número muy pequeño el nuestro para oponerse á tantas fuerzas.

Garc. Lo creo,

Aznar, mas ya cometido
aqueste error, procuremos
enmendarle con valor;
y pues ellos, segun vemos,
por guarecerse del agua
acaso se dividieron,
avanza, Tellez, al puente.
¿Pero qué miro? teneos,
hijos, y hácia aquel ribazo
volved los ojos.

Azn. ¿Qué veo?

Bast. ¡Qué asombro!

Tell. ¡Qué admiracion!

Fel. ¡Qué prodigio!

Todos. ¡Qué portento!

seguro de que vencemos,
pues con no vistos prodigios
nos lo aseguran los Cielos.
Vamos á buscar al Moro,
Aragoneses, pues vemos
que todo el poder de Dios
contra esos dragones fieros
va á lidiar; y así en su nombre
tocad al arma: avancemos,
leones, diciendo humildes,
y de una fe viva llenos,
cierra Aragon.

Todos. Santiago, Aragon viva.

Dent. Abd. Ahora á ellos,
Parte de los Christianos pasan el puente
á lidiar con unos Moros en la selva, y
por la derecha salen Abdemelich, Zulema y los demas, que acometerán al resto
de los Christianos retirándolos por

valientes Moros, el dia de ganar renombre eterno é perpetua fama es este.

Garc, Guivara, Tellez, id presto al otro lado.

Voces. Aragon viva.

Abd. Christiano soberbio, ¿qué pretendes con sacarme tan animoso del centro de la batalla?

Bast. Matarte, para que adviertas con eso que no me quitó el lograrlo el ver tu semblante fiero.

Abd. Herido estoy, mas no creas que han de tener tus alientos la lisonja de rendirme;

Le va retirando Bastan al puente.

pues porque no diga el tiempo
que hubo mortal que triunfara
de Abdemelich, mi despecho
hará que esta azul corriente
me dé sepulcro funesto.

Se arroja al rio desde el puente. Bast. Tambien verá que empeñado en vencerte mi ardimiento, aun en tu pira te busca para lograr su deseo.

Se arroja tras él: salen por todas partes los Moros rendidos por Aznar, Garci Ximenez, Guivara y Aragoneses.

Voces. Victoria por Aragon y su Caudillo.

Garc. Teneos,
hijos, pues ya nuestro triunfo
confiesa su rendimiento.
Tellez, con toda presteza
con algunos de los nuestros
parte á Benavarri, y pon
en su muro nuestro excelso
estandarte, y en memoria
de tan extraño suceso
será mi escudo una cruz
roxa en campo de oro, y puesto
que el cielo lo ordena así,

apellidarme Rey quiero

de Sobrarbe. Tú, Felicio,

tambien irás al momento

con otros hácia las cuevas

de

de Uruel, y recogiendo quanto dexamos en ellas darás hácia Ainza luego la vuelta.

Los 2. Bien. Fel. Callaré

para lograr el intento de librarla que á una Mora oculta en un aduar tengo.

Garc. ¿Y Bastan?

Tell. Señor, sin duda fue muerto con Otho y Guivara.

Fel. Ambos

hoy á mis ojos murieron; pero á Bastan no le he visto.

Garc. Pobres jóvenes.

Rec. ¿Él muerto,

y mi corazon no sale \_ á pedazos de mi pecho?

Garc. Trances son de guerra. Idos
los dos: mas no, deteneos
hasta ver quién es un hombre
que la corriente venciendo
toca la margen del rio
ya: venid.

Sale por la derecha Bastan con la cabeza de Abdemelich en la mano, y la espada en la otra.

Bast. Válgame el cielo. Garc. ¿Qué miro? Bastan.

Rec. Amor, Bastan es. Bast. Aqui, Señor, teneis por digno trofeo de vuestros pies la cabeza de Abdemelich.

Garc. ¿Quién le ha muerto?

Bast. Aunque él temerario quiso
morir al rigor violento
de las aguas, á ellas yo
enfurecido y resuelto
me arrojé tras él, y en ellas
despidió el postrer aliento
á mis manos, castigando

sus crueldades y excesos.

Azn. Temeraria accion.

Garc. Hazaña

digna solo de tu esfuerzo,
Bastan, y para la qual
no encuentro mas digno premio
que este. Recesvinda, dale
la mano.

Bast. ¿Qué escucho, Cielos?
Rec. Y el corazon.
Garc. Id los dos
á obedecer mi precepto,
y nosotros hácia Ainza
la vuelta al instante demos,
que si Maria dirige
nuestros brazos, y los pechos
inflama, espero que en breve
para admiracion del tiempo

Todos. Ha de restaurar en breve á Aragon el valor nuestro.

Se hallará en la Librería de Castillo, frente las gradas de San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto, calle de Alcalá; y en el del Diario, frente Santo Tomas: su precio dos reales. Donde esta se hallarán las Víctimas del Amor; Federico II, primera y segunda parte; las tres partes de Carlos XII; la gran piedad de Leopoldo el Grande; la Jacoba; el Pueblo feliz; la Cecilia, primera y segunda parte; el Triunfo de Tomiris; Luis XIV el Grande; Gustabo Adolfo, Rey de Suecia; la Industriosa Madrileña; el Calderero de San German; Carlos V sobre Dura; la Hidalguia de una Inglesa; el Premio de la Humanidad; de dos Enemigos hace el amor dos Amigos; el Hombre convencido á la razon, ó la Muger prudente; la Justina; La Toma de Milan; Acaso, astucia y valor vencen tirania y rigor, y Triunfos de la lealtad; y la Virtud aun entre Persas lauros y honores grangea, con saynetes y loas.

Charles Charles Carlo 1 and 1 (22) 7 The 13-13 orlan obgio sog amon escared al animability of the · Bousmake A. 45 Chiup correction and adequate a 3.6 25年以上A2年 orbide WALTER DEN FORD Worker a Gramon No Oktobroto 2 49-1042 THE THE THE CALLS CONTROL BOOK IN CONTROL TO AN grant and contains the first ALLEY BENEFIT BENEFIT OF THE deservative as still super gara Komi vas objenim ir veiki Affine selo de tupes angles A STATE OF THE SHALL SHALL The world the transmission of the and the second Lagretor on across Sim File idinata kordi dans dimananada the sale of the real particular confusions and Tribonicias about Takiforias Commission of the life in the life Charles , States & Charles ACCOUNTING AND PROPERTY. The Control of the Survey of the Control of the Con endinon unequality and a second Programme to the stand Cobusting a constant of most ANTHORESE THE YOU WE SEE SON SE We cit is not promed the second May bullet is ye Succession is deserbly blocks arrived to extra Appleto disability to the comment and account the same of Le la ri adire, ac wis Francisco mollification of the Land Chartely Early Orthogranal to make an increase the action by A day of A CONTRACTOR OF THE RESIDENCE OF RESIDENCE feether on the Tibraria the Cantillor frement as a stable of in Feling absolute

Compared to the control of the contr